### COMEDIA FAMOSA.

# MAS HEROYCO SILENCIO.

DE DON ANTONIO DE CARDONA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rey de Siria. El Principe, Galan. Polidoro, Galan. Erasistrato , Barba.

\*\*\* Estratónica, Dama. \*\*\* Roselo, Gracioso. Irene, Dama.

\*\*\* Plácida, Criada. Lucinda, Criada.

\*\*\* Aurelio, Gracioso.

\*\*\* Criados.

#### \*\*\* Acompañamiente.

#### JORNADA PRIMERA.

Salen el Príncipe y Roselo. Ros. DUes, señor, tan triste vienes, quando á divertirte sales? hoy que te esperan iguales infinitos parabienes, vuelves casi sin sentidos, y sin casi mesurado, con el pesar muy hallado, con el color muy perdido, disimulando el agravio, recatando los enojos, y publicando los ojos las penas que niega el labio? Hoy no saliste á cazar, de cuidados tan exênto, que hasta el menor pensamiento le enviaste à pasear? Pues cómo tan dolorido vuelves callando en efero? Tu afecto será discreto, pero no es bien entendido. Has visto en el monte algo que pueda causarre afan? no voló el alcaravan, tropezó corriendo el galgo?

Sientes dolor? tienes fiebre? el rostro muéstrale sano: acaso el monte es villano? te ha dado gato por liebre? Hay pena á la tuya igual? tu acuerdo el silencio elige? diéronte el mal que te aflige en secreto natural? Sin duda to afecto cruel todo para sí lo quiere,. y el dolor no me refiere por no darme parte de él. Suspiras? lindo donayre! mas dudo el desasosiego; no hay en tu pecho gran fuego, pues corre en lu boca el ayre. Mas pues callar determinas, yo tambien quiero callar, porque yo no me he de andar pudriendo por tus mohinas. Princ. Ay Roselo! lo que siento qualquier sufrimiento excede, y aun no sé cómo en mí prede cifrarse tanto termento.

Siento un dolor, que pudiera

ser

ser gusto, pues á mi ver solo le quita este ser la pasion de una quimera. Assigeme una memoria, que á este pesar me condena, y la hace ser mayor pena el poder ser mayor gloria. En el lance mas terrible hallé la beldad mayor, y me causó mas temor lo hermoso, que no lo horrible. Caús me nuevo tormento este dolor mal sufrido. pues que me quita el sentido, ... y me dexa el sentimiento. Y en fin, que no entiendo infiero el pesar que me maltrata, pues con saber que él me mata, aun no sé por quien me muero. Ros. Cierto que es tan misteriosa tu pena y tan recatada, que no diré que no es nada, pues veo que es cosi cosa. Quando á Casandra, gentil Reyna de Asia, la esperas para que en tus primaveras inspire bizarro Abril. Quando tu padre se emplea en logro igual, pues su ardor al mejor cielo de amor quitarle un signo desea, premiando á mi parecer, tu obsequio con zelo justo, pues te da cosas de gusto, que son madrastra y muger. Pues tu acuerdo se acomoda atento, y considerado á que tomara un bocado del seco pan de la boda. Y pues aunque no te quadre, por el paternal provecho, será forzoso en tu pecho dar un buen lado á tu padre. Para qué ahora dispones con nuevas tan recatadas estar con voces preñadas malpariendo las razones? Tantos ahogos rebienten,

silgan ya con Bercebú, que los hombres como tú han de decir lo que sienten. Princ. En este triste tormento, que la crueldad me previno, cada vez que le imagino descubro nuevo escarmiento. Si en otros males, Roselo, por el que llega á sufrirlos, en el poder referirlos consiste el mayor consuelo: no en el mio, pues atroz si referirle quisiera, no de la fatiga fuera un olvido cada voz. Antes bien el juicio pierdo, si le permitiera el labio; de mi desdicha y mi agravio cada voz fuera un acuerdo. Mas solo por padecer, quiero mi pena decir, por ver si tanto sufrir puede algun mérito hacer. Porque el pecho que previne constantemente al rigor, no me diga que hay dolor alguno que no exâmine. Ros. En fin, ya quieres hablar? bien es que tu acuerdo alabe, que quien tanta cifra sabe bien puede saber contar. Princ. Era la estacion primera del dia, quando indeciso el viento sin declararse, ni creyendo el parasismo de la noche ni del Sol al anticipado aviso neutral estuvo entre tanto, que de la luz el dominio, al horror que antes reynaba, salir desterrado le hizo del imperio de los ayres á la region del abismo. Sacudió la pluma al viento el ave, de quien el pico fué corbo peyne, que al pecho le impuso nuevos aliños. Rogió en el monte la fiera,

De Don Antonio de Cardona.

cantó el páxaro en el nido, adornó la rosa el prado, y con bostezos de vidrio, recordó del tardo sueño el arroyo cristalino; quando ya olvidando el ocio por el robusto servicio, salgo en un bruto tan bello, que juzgo, que á no ser mio, le hubiera robado el Sol para su Plaustro divino. Baxel animado era, que el innavegable sitio del monte surcó ligero, sin que pudiese impedirlo ser elemento tan torpe el que hollaba fugitivo: que al ver que le falta el agua, por la boca enfurecido golfos de espuma llovia, que despues nadaba él mismo. Seguido de mis Monteros, alegre el monte tatigo, juzgando que era eleccion, lo que sué solo destino. Volaba apénas la garza, quando del sacre atrevido, las garras del blanco pecho eran ya sangrientos grillos. La liebre, aun quando en la arena no dexaba algun indicio, era su curso ligero del galgo luego impedido. Salió de entre la maleza un javalí, y ofendido · de un Montero, que á sus cerdas opuso el acero limpio, me enviste osado; mas luego de mi venablo en los filos, con el primer escarmiento halló el último peligro. Ligero corre á un arcoyo, llega á su márgen herido, y aun mas que herido, sediento bebe del aljofar frio, sin apocar sus raudales, pues con roxos desperdicios le paga en coral al agua

el cristal que le ha bebido. Y el arroyo en logro tanto, piadoso ó agradecido, tumba le ofrece de plata, al que dió pasto de vidrio. Dexaba ya pues el monte, quando un rumor mal distinte rémora fué de mis pasos toda la atencion le aplico. Y un cazador, mas atento á aquel dudoso bullicio hizo objeto de su vista, á lo que era de mi oido: un bulto vió, y apuntando al pecho un aspid mentido de acero, le pasó el pecho, haciendo primero juicio, que era á quien tiraba fiera vecina de aquestos riscos. Yo, que aun no bien distinguia entre las ramas lo mismo que miraba, escucho triste de humana voz un gemido, que en suspension tan dudosa sirvió de primer aviso. Válgame el Cielo pronuncia; y al instante los vestigios, que en el viento de la voz dexaron poco distintos, tardos ecos de sa acento, Coronistas fidedignos, sigo, y en tanta espesura me introduzco, donde miro un bulto (válgame Apolo!) una ilusion, un prodigio. Ahora te busco atento, y verás cómo te pinto con el pincel de mi voz el mas horrible designio. Un hombre envuelto en su sangre, el pecho elado, ya tibio, bañado en púrpura ardiente, pálido el rostro, marchito el semblante, la voz torpe, bogando entre el sudor frio el cabello, que en su rostro mas era estorbo que aliño. El corazon palpitando, 10-

luchando á brazo partido con la arena, defendiendo al último parasismo la entrada en su pecho, estaba medio mortal, medio vivo. 'Yo tambien, pues al mirarle me hallé (ay de mí!) tan perdido, que dudaba si era el muerto El ó yo, que si es indicio de faltar la vida á un hombre, perder el sentido, digo, que estave entónces mortal. pues sin poder prevenirlo, los sentidos me faltáron, que ageno en el triste sitio mas sentido no gocé miéntras duró aquel delirio, que el conocimiento solo de que estaba, sin sentido. El hombre al fin animóse, vióme á su lado, y me dixo: Hombre, qualquiera que fueres, pues tu dicha te ha traido á ver cadáver mi vida con tan raro precipicio, toma y guarda aquesta joya, que traigo desde Corinto, para:- y faltóle el aliento; y aunque porfiado quiso vencerse, no sué posible; pues ya tan mortal le miro, que vista y voz de repente todo faltó á un tiempo mismo. Cobrado al fin del horror, una caxa, que al aliño del poder la fabricaron del metal fino, averiguo, que es lo que me dió, y apénas su rico centro registro, quando hallo en él (ay Roselo!) el retrato mas divino de una Muger (qué grosero!) de una Dama (baxo estilo!) de un Cupido (corto asombro!) de una Venus (poco he dicho!) de un Cielo (aun mayor portento) de un Angel (aun mas prodigio) de una Deidad (excedióle)

y en fin, por no ser prolixo, era, sin ser todo quanto de su belleza distingo, Dama, Muger, Cielo, Venus, Angel, Deidad y Cupido. Juzga pues qual quedaria yo entre afectos tan distintos; con esta ya apasionado, con el otro compasivo; uno costándome afectos. otro pidiendo suspiros; uno muerto, otro sin alma, yo entre los dos sin arbitrio. Sin alma, porque la imágen me la robó de improviso; sin vida, porque el cadáver me usurpó de ella el dominio; sin prevencion para el riesgo, sin accion para el peligro; yo mismo estaba dudando lo que pasaba yo mismo. Y en fin, quando ya el espanto permitió, que mas activo pudiese imperar del alma los afectos que te he dicho: ya despues de haber echado la vista, ya el apetito hambriento en el rostro, hermoso de aquel divino prodigio, dando lugar ya á la queja, aun mas que amante, rendido, mi pecho á la bella imágen, tierno y airado le dixo: Lámina, q aun al Sol envidia has dados . pues por tu ser hermoso el suyo olvida cómo, di, ese traslado está sin vida teniendo allá mi vida ese traslado? La deidad de que el Cielo re ha dotados para mí ha sido ofensa conocida, que el darte la hermosura mas lucida fué para hacerme á mí mas desdichado De tu impiedad apelo á la constanto Justicia de los Dioses, si movidos tus afectos no obraras mas amanie: mas consuspiros (ay de mí!) perdidos que al rigor nunca niegas el semblantes y à la piedad te faltan, los oidos. En fin, del teatro horrible

tan sin alma me retiro, que para guiar mis pasos aun me faltaba el dominio. Quanto mas miro el retrato, mas dudo y ménos consigo, que cada, perfeccion suya es nuevo tormento mio. Toda el alma la rendí, que alienten los que han sentido, que en un instante no puede sujetarse el alvedrio: que si la beldad es quien hace al corazon cautivo, á nadie la hizo mas bella la duracion de los siglos. No sé quien pueda ser esta, que amante ya solicito, si bien en su aspecto hermoso imposible la adivino. Mas aunque la vida pierda, he de buscar este hechizo, y hasta encontrarle he de ser siempre errante peregrino: porque despues que la vi, girasol sus rayos sigo, mariposa en su luz ardo, iman su norte registro, tenix en sus llamas muero, salamandra en su ardor vivo. Sabré quien es, aunque terco ese monstruo cristalino crespas montañas de espuma, del golfo penachos rizos. para cerrarme los pasos, intente loco y altivo levantar, para que sean de dos tan distantes sitios clara union que junte todo ese cielo y ese abismo: y aunque este elemento tardo, que con las plantas domino, en tanto á pero decreto, en tento capaz distrito, libras arenosas crezca para estorbar mi destino, viven los Dioses, que no ha de poder impedirlo. Y pues ya de mis pasiones

has escuchado el principio,
y ya no ignoras la causa
por quien duduso me aflixo,
por quien constante me pierdo,
á quien amante me rindo,
por quien pesaroso lloro,
por quien busco loco y ciego,
y á quien busco loco y ciego,
porque en holocausto digno
púeda ofrecer en sus aras
mi vida por sacrificio.

Ros. Digo, señor, que estás loco; miéntras que no te habia oido te lastimé, pero ahora vive el Cielo, que me irrito. De un retrato te enamoras? no vi mayor desatino: tú el enamorado eres, y yo el que pierdo el juicio. Ya que te tienta el demonio, y quieres pecar de vicio, peca con su original, será original delito, que es culpa en fin en que todos desde Adan acá han caido; mas como un retrato es culpa mortal, porque lo imagino, que en materia de pecados se le da mayor castigo al que peca á lo pintado, que no al que peca á lo vivo; y asi este es mi parecer. Princ. Como tú el discurso ha sido.

Ros. Pues porque te desbautices,
lo que te he dicho confirmo.

Al paño Irene y Plácida.

Irene. Espérate, no salgamos:
con Roselo habla. Plac. Has dicho

muy bien, aqui estaremos recatadas. Ros. Señor, digo, ya te olvidaste de Irene, la que ayer era un prodigio, la hija de ese buen viejo Erasistrato, el amigo de Silvio tu padre el Rey, que mañoso ha conseguido por Astrólogo su gracia, Liombre, en sin, tan peregrino,

que

que de hacer juicios á todos, ha quedado sin juicio?

Princ. No me lo nombres, Roselo, porque en fin, despues que he visto al Sol, es Irene un Astro, cuyas luces ya no envidio.

Irene. Ay de mí, qué es lo que escucho! para esto me habeis traido, injustos Cielos? no en vano sentí en el pecho el aviso.

Plac. Fia en los hombres, señora:
mejor, di, no hubiera sido
casarte con Polidoro,
que al fin te adora tan fino,
que al partirse por la Reyna
iba sembrando suspiros
en el viento? Irene. Ya lo veo;
mas robóme el alvedrio
el Príncipe, y mas el ver
el respeto que ha tenido
siempre á mi amor inviolable.

Princ. Para que el afecto mio no culpes, te he de enseñar

este portento divino.

Enseñale el retrato.

Plac. Un retrato es, no lo dudes.

Irene. No lo dudo, ya lo miro;
mas dudo que pueda ser
verdad esto que averiguo.

Ros. Digo que es gran hermosura. Princ. Qué te parece, he mentido? Ros. No me parece á mí en nada; pero bien me ha parecido.

Irene. A qué aguardo, que no salgo? cómo las iras resisto?

Ros. Déxamele ver mejor,
porque ese divino hechizo
en el corazon me ha dado
al mirarle cien pellizcos:
esto ha de ser, ya me arrojo.

Besa el retrato.

Princ. Loco, villano, attevido, vive Dios, que he de acabarte: qué has hecho? Ros. Ya no lo has visto? donde has dado tú de ojos, haber dado yo de hocicos.

Princ. Mataréte, víve el Cielo.

Ros. Pues aunque acabes conmigo,

de su beldad peregrina siempre he de ser peregrino. Va huyendo del Príncipe, y salen Irene y Plácida.

Mas qué es esto? esto es peor, que ya Plácida me ha oido.

Princ. Cielos, qué terrible lance! ap.

Princ. Cielos, qué terrible lance!
mas sepa que el alvedrio
rendí á otro dueño: mas no,
el silencio ahora elijo.

Plac. Oyeme, señor galan, véngase usted conmigo, que el beso que dió de valde, ha de costarle. Ros. O qué lindo! voy pensando en mi retrato, que me tiene ya sin juicio; descompuesta llevo el almamiren qué gentil aliño!

Irene. No se turbe vuestra Alteza, vuelva en su acuerdo muy fino, prosiga con sus atectos, que yo no se los impido. No esconda de mí el retrato, que ántes verle solicito, para alabar el buen gusto de vuestra Alteza: ofendido no puede haberme esa copia, porque mi amor, como dixo vuestra Alteza, acabó ya, y esotro tuvo principio desde hoy acá, y es cierto, que si en mi tiempo no ha sido, poco puede embarazarme; mas ya en el labio reprimo mal la ofensa. Vive el Cielo, falso amante, dueño indigno, que puesto que en mi presencia, puesto que á mis ojos mismos kas referido mi agravio, que has de probar mis castigos. Mas qué es esto? yo me atrevo? yo descompuesta? Suplico à vuestra Alteza perdone tan descomedido estilo, que una pasion puede mucho: y voyme, porque atrevido el labio, otra vez no intente semejante desvario,

De Don Ant
que con zelos nadie es cuerdo:
zelos dixe? mal he dicho;
mentí mil veces, mentí:
un etna en el pecho animo. ap.
Hace que se va.

Princ. Irene::- Irene. Harto he oido.

Princ. Satisfaccion::Irene. No hay ninguna.

Princ. No hay ninguna.

Princ. Te vas? Irene. Mortal me retiro.

Princ. Y si acaso::- Irene. Acaba ya.

Princ. El retrato::- Irene. Ah fementido!

Princ. No te ofende::- Irene. Ese es engaño.

Princ. Yo te adoro. Irene. Ese es delirio.

Princ. O quánto en esto me esfuerzo! ap.

Irene. O quánto en esto me aflixo! ap.

Princ. No me crees? Irene. No te creo.

Princ. Pues mira::- Irene. Ya nada miro.

Princ. Oue sov:- Irene. Bian rá que eres.

Princ. Que soy::- Irene. Bien sé que eres, y bien sé que no eres mio, y Antíoco::- baste ya, que yo me voy, enemigo, á morir de mi congoja, porque se diga, que he sido la mas infeliz muger, que han admirado los siglos. Vanse.

Salen el Rey y Erasistrato, Barba. Erasist. Vuestra Magestad, señor, piadoso se ha de servir de no obligarme á décir lo que estudié, que es error dar crédito asegurado á los Astros al leerlos, que á mí que pienso entenderlos, mil veces me han engañado: si bien no la imperfeccion, que ese, señor, es posible, en su ciencia indefectible, sino en mala observacion; y así::- Rey. Quanto mas te veo sellar con tu acuerdo sabio ese secreto á tu labio, incitas mas mi deseo.

Tú, Erasistrato, estudiaste

maestro gande, y aprendiste

nuevo aplauso; y con razon

que bien sabe tu experiencia,

la Filosofia, y fuiste

la Medicina, y lograste

que en mi Reyno aquesta ciencia tiene grande estimacion. En la Astrología eres insigne, pues los decretos de los Astros mas secretos fácilmente los refieres. Y pues en láminas finas leiste el oculto intento, dime de mi casamiento lo que presago adivinas; puesto que mi edad dichosa, porque nueva suerte adquiera, que hoy entre en Damasco espera sn hermosa Reyna y mi esposa. Y pues aquí me has entrado, recatándote advertido, dime lo que has interido de ese Oráculo estrellado.

Eras. Señor::- Rey. Ya estás im portuno.
Erasist. Vuestra Magestad perdone.
Rey. Tu resistencia se opone
en vano. Eras. Ver quiero si alguno
nos escucha. Rey. Solo estás.

Erasist. No muy solo, porque aquí estás tú, señor, y á ti es á quien yo temo mas.

Rey. A mí? declara veloz tantas suspensiones mudas, que si ántes temí á tus dudas, temo ya ahora á tu voz.

Erasist. En fin, me mandas, señor, que lo diga? Rey. Eso te ordena mi gusto. Eras. Y si es grande pena? Rey. Disculpa tendrá tu error.

Eras. Ya, señor, tu instancia es mucha, mas temo::- Rey. No hay que temer. Erasist. En fin, por fuerza ha de ser?

Rey. Por fuerza, di. Eras. Pues escucha. Ese quaderno azul, á quien errantes le adornan caractéres de diamantes, en cuyos siempre Oráculos seguros la observancia averigua los futuros, registré cuidadoso

para poder hablarte noticioso, tu gosto obedeciendo y tu deseo, del que esperas gozar feliz empleo: ó susto! ó pena fiera! de nuevo el pecho mi temor altera.

Rey.

Rey. No prosigues? di ya, qué te suspende? Erasist. Ya prosigo, señor. Rey. Acaba. Erasist. Atiende.

Estratónica hermosa, á quien contento aguardas por esposa, hija del Rey de Macedonia ilustre, del orbe todo generoso lustre, hoy llegará á tu Corte; pero advierte, pues lo quiere saber tu poca suerte. Trató su padre de este casamiento luego que supo tu Real intento, que nació de advertir que se ajustaban las paces, que ambos Reynos deseaban con este casamiento, y tambien veo, que movió tu deseo no tener mas que un hijo, y concertado su casamianto ya, con que he juzgado, que este embarazo sué quien pudo atento obligarte á tratar tu casamiento. Ella, ó ya por cariño, ó poco gusto, resistió de su padre el zelo justo; pero él instado de su conveniencia, á dar el sí la obliga con violencia, y ella, que ya medrosa no resiste, de Bareya su-Corte partió triste. Llegará en fin, señor: ó santo Cielo! quantas voces aliento soy un yelo.

Rey. Otra vez te detienes? (6 rigores!) de penas me previenes aun mayores?

Erasist. Mucha pena me espera; mas puede ser, señor, que sea quimera de mi idea, y tambien puede haber sido, que los Astros crueles me han mentido; y así mejor será que tanto agravio le selle el pecho, ó le sepulte el labio.

Rey. Digo, que oirla quiero, porque ya mayor pena no la espero. Erasist. Pues digo que es mayor.

Rey. Aunque lo sea.

Erasist. Qué quieres que prosiga?

Rey. Esto desea

mi gusto (qué temor conmigo lucha!) Eras. Dexa, veréotra vezsi alguno escucha. Rey. Nadie nos oye.

Erasist. Asegurarme intento.

Rey. Prosigue tu discurso.

Eras. Escucha atento. Al piño el Principe. Princ. Por Palacio á mi padre voy buscando, y aquí con Erasistrato está hablando! mas suspenso al Rey miro, y el semblado Erasistrato tiene vacilante, ambos muestran sentir igual desvelo: qué su pena será, piadoso Cielo?

Eras. Grande aplauso, señor, el feliz hal á tus bodas tenia vinculado, las mas alegres fueran, de mas glorial que celebran del tiempo las memorias fuerais los dos amantes en el templo de la paz y el amor perpetuo exemp si á esta feiiz union la envidia fiera con extraño rigor no se opusiera, tomando para el logro de su intento" recatarle quisiera el instrumento.

Rey Pues ha de haber (ó singular desdich) quien pueda osado embarazar mi dich Princ. O cómo, Cielo santo, os agradez haberme aquí traido! pues merezco

la dicha de que oité quien atrevido ofender á mi padre ha presumido, para lograr la suerte

de ser yo mismo quien le dé la muer porque no hayaen el mundo quienalu de sus pesares pueda ser mótivo.

Rey. No el rayo escuses vínculo del traen beba ya de una vez todo el veneno. Eras. Quien embarazará to alegre intent será :: Rey. Quién ha de ser?

Erasist. Raro tormento! Rey. Mira que tanta pena suspendida multiplica dolores á la herida: acaba de decirlo. Erasist. Ya lo digo será el que fuere tu mayor amigo.

Prin. Qué es lo q mi atécion dudosa escue cómo el rencor con la paciencia luch

Rey. Habla mas claro. Erasist. No te atemorices: el Principe ha de ser.

Rey. Cómo? qué dices? el Principe?

Princ. O rigor! tanta inclemencia ya no puede sufrirlo mi paciencia. Rev. Todo he quedado (ay triste!) un vivo) eso anuncia fatal airado el Cielo?

Eras. El estorbo, señor, los Astros siente que el Príncipe ha de ser. Sale el Primi

Era

Princ. Los Astros mienten.

De Don Antonio de Cardona.

Eras. El Príncipe me o y ó (ó airada suerte!) Rey. Grave mal! Eras. Triste pena! ap: Princ. Dolor fuerte! -Digo que mienten los Astros, y quantos crevéron locos, que anuncios tan mal nacidos pueden nunca ser forzosos. Y viven los mismos, que te prometen tanto asombro, que si yo me persuadiera á executar ese oprobio, y á executar el desvarío, á pensar (estoy furioso!) ( ha señor, qué loco intento! ) cosa que fuese aun asomo de ofensa al Rey mi señor, á cuy as plantas me postro, Arrodíllase. que á tan sacrilega accion, que á intento tan alevoso, fuera, irritado conmigo, verdugo yo de mí propio. Y si acaso, gran señor, aun dudares lo que abono, y juzgas que puedo aleve ser de tus dichas estorbo, aquí te ofrezco mi vida, y aquí mi acero te arrojo, porque con él asegures á tus quietudes el logro. Muera yo, si esto juzgaste, que en fin moriré gustoso, si aun la menor dicha tuya hoy, con mi vida la compro. Rey. Hijo del alma, mis brazos te esperan afectuosos; a cómo ha de estorbar mi vida, quien es de mi vida apoyo? Ahora sí que à los Astros no creo, pues es notorio, que es hacerte tu instrumento, hacer su amigo dudoso. Princ. Otra vez los pies te pido por tanto honor. Rey. El soborno. tnayor para mí es tu gusto. Princ. O exemplo de amor heroyco! ap. Rey. O no imitada obediencia! ap. Erasist. Señor, si incitó tu enojo mi yerro, que me perdones

te suplico. Princ. Fuera ocioso: yo con los Astros me irrito. que contigo no me enojo. En ti decir lo que hallastè fué preciso y fué forzoso, y en ellos fué libre arbitrio ese anuncio cauteloso. Yo á mi padre! quién pudiera moverme á intento tan loco? Dentro. Estratónica, gran Reyna de Siria, viva. Rey. Qué oigo! si es que ha llegado mi esposa? Erasist. Parece que misterioso el Cielo, á decir apénas el Príncipe: quién furioso, podrá moverme á este intento? permitió, que el vulgo todo á Estratónica nombrase, y la voz que fué soborno, quiso que fuera presagio. Sale un Criad. Criad. Ya, gran señor, Polidoro avisa el haber llegado á la Quinta. Rey. Qué alborozo! ya, Erasistrato, aquel susto por esta gloria perdono. Princ. Yo quiero ser el primero, que despues de tanto gozo merezca besar su mano. Eras. Yo el segundo. Rey. Vamos todos á recibir á la Reyna. Princ. Mal los afectos reporto: ay hermosura ignorada! basten ya tantos ahogos, ó fáltenme las memorias, pues ya el sufrimiento ignoro. Erasist. Ay de ti, infeliz Rey Silvio! ap. teme castigos tan prontos, que ciertos son los anuncios de los Astros misteriosos. Rey. Vasallos::- Princ. Afectos mios::-Rey. Con aplausos:- Princ. Con sollozos:-Rey Regocijad ::- Princ Llorad tristes::-Rey. El contento ::- Princ. Los ahogos ::-Rey De lograr ya á vuestra Reyna. Princ. De ignorar mi dueño hermoso. Rey. Y mi acento acompañando::-Princ. Y mi vez signiendo ted su-Rey. Por mas gloria:- Prin. Por mas penasRey. Decid::- Princ. Repetid Ilorosos::-Rey. Que muchos años viva Estratónica ya Reyna de Siria.

Princ. Que den en tanta calma agua los ojos, que se abrase el alma. Vanse, y salen Estratónica, Polidoro,

Vanse, y salen Estratónica, Polidoro, Luciana y Aurelio.

Polid. Esta es, señora, la Quinta de quien los tersos raudales de ese rio, claros ecos son de su fábrica grande. Aquello que se descubre alli es Damasco, á quien parte este mismo aljofar puro, cuyos líquidos raudales, que en la campaña azul mueren, del monte Líbano nacen: concha, que la mejor perla oculta en su rizo engaste, pues merece à Irene hermosa, la que con violencia fácil hizo á mi pecho, que al suyo rendimientos le consagre. Damasco es lugar hermoso, sus Ciudadanos afables, su Rey qual celebra el' orbe, su Príncipe el de mas partes, que han admirado los tiempos en succesivas edades. Es galan, es entendido, piadoso, bizarro, amable, y todas las prendas tiene, que grande à un Principe hacen. Mas supuesto que has de ver tan presto quanto aquí aplaude mi voz, temo, gran señora, refiriéndolo cansarte.

Estrat. Corazon, yano hay remedio: ap. disimulemos, pesares.

Hermosa campaña es esta, pues con floridos esmaltes, le ha puesto galas al Cielo, que con numeroso alarde,

si á estas iguala luciente, esta la exceden fragrantes.

Polid. Ya, gran señora, parece que llega á la verde márgen el Rey mi señor. Estrat. Ya el pecho siente el ver que se dilate
esta dicha tanto: el Cielo ap.
lo que el pecho siente sabe.
Salen el Rey, Erasistrat. Ireney Plácida.
Rey. Ten dispuesto que me avisen,
quando el Príncipe llegáre. A Erasist.
Vuestra Magestad me dé
su mano, porque constante
su primer, vasallo sea,
que logre dicha tan grande.
Estrat. Vuestra Magestad, señor,

Estrat. Vuestra Magestad, señor, me dé la suya, y repare, que debe hacerme esta honra por mí y por el Rey mi padre.

Rey. Su Magestad cómo queda? Estrat. Gustoso de tales paces, y mas siendo, señor, tan ventajosas de su parte.

Rey. Yo decir eso podia,
pues ademas de ajustarse
la paz, logro lo que en toda
la alabanza aun bien no cabe.
O beldad rara! á tus ojos aj
erijan en Siria Altares,
porque mas culto merecen,
que el claro galan de Dafne.

Luc. Ay señora, qué mal hombre!

él no parece ignorante;
mas ya verás que contigo
en mas de mil faltas cae.

Estrat. Luciana, ya es imposible

Estrat. Luciana, ya es imposible ahora lo que ántes fácil.

Rey. Besad la mano á la Reyna, miéntras el Príncipe sale, que á acabar de disponer la entrada ha quedado. Eras Dadme, gran señora, vuestra mano, Arrodíllase y Siria, que hoy os aplaude, mas siglos Reyna os admire, que vive de Arabia el ave.

Estrat. Añadid, acompañada de Silvio, ántes que me falte la vida. Irene. Permita el Cielo, que tus dias memorables Arrodúllase. en las láminas del tiempo se impriman, y nunca pasen.

Polid. Vuestra Magestad me tiene rendido á sur plantas Reales.

Rey.

Rey. Amigo, llega á mis brazos, Abrazale. y no favor tanto extrañes, que mas que al Cielo te debo, no lo dudes, que es constante, porque él me hizo Rey de Siria, pero iú dueño de un Angel. Polid. La obligacion de servirte con que nací, ya lo sabes. Sale Roselo. Ros. O reniego de la mula, pues con furia incomparable me dexó con piernas nones, dándome piernas á pares. Rey. Vuestra Magestad, señora, será razon que descanse del desasosiego, que la ha ocasionado el viage. Ros. Beso primero tus pies, y sino, por no tardarme, sea de manos á boca, lo que hubiere de besarte. Rey. Aparta, loco. Ros. En mi vida mas cuerdo he sido: mas tate, vive Dios, que aquesta cara la he visto yo en otra parte, pero no me acuerdo adonde: y el amo, que mañas sabe, para que yo caiga en ella me la pone aqui delante. Hablan aparte Irene y Polidoro. Polid. Gracias al Cielo, que vuelvo á verte, que aunque he de hallarte tan rigurosa conmigo como siempre, es dicha grande, como logres tú los bienes, que yo padezea los males. Irene. Guardete el Cielo mil años: bueno es esto, para estarme muriendo de ver el pecho arder en tantos bolcanes. Ros. Qué haya vuelto este demonio! ap. fuerza es ya el agasajarle: ó Aurelio? seais bien venido. Aurel, Guarde Dios á osted, compadre. Ros. Qué estaleste, que el mar fiero ap. aun no ha podido tragarle! Plac. Huélgóme que haya vuelto Aurelio para vengarme. Ros. De que te huelgues ahora

siempre, Plácida, te holgaste. Erasist. Ya su Alteza, gran señor, viene. Sale el Príncipe y acompañamiento. Princ. Dad treguas, pesares, por un rato al pensamiento, sino quereis acabarme. Vuestra Magestad, señora, viva felices edades, y ahora::- Pero qué miro! Cielos, no es esta la imágen, cuyo divino traslado fué del pecho incendio afable? Dadme, señora, la mano (qué torpe el acento sale!) pues por vasallo y por hijo con ella debeis honrarme. Estrat. Bien muestra ser vuestra Alteza tan buen hijo de su padre, pues me continúa las honras, que su Magestad me hace. Rey. Erasistrato. Erasist. Señor. Princ. Ay desdicha mas notable! apr mas vénzanse los afectos, y reprimase el corage: disimular aquí es fuerza, que en saliendo de este lance, si ántes no me muero, tiempome quedará de quejarme. Luc. No era el Príncipe mejor para tu esposo y amante? que el yugo del matrimonio con él fuera tolerable. Estrat. Luciana, muy galan es. Princ. Pues no habeis de sujetarme. locuras, con la pasion, ni aun el pensamiento infame se ha de atrever à ofender à un padre con entregarse tan ciegamente al delirio. Mas en qué prudencia cabe el sufrimiento á la vista de esta hermosura? ah pesares! Viven los Cielos, que si mis ojos han de ser parte de esta injuria, que primero B 2

con Aurelio, no me hace

novedad, porque con él

que sean para engañarme arcaduces de la ofensa, han de ser fuentes de sangre: si es que me engañó la vista? Estrat. Luciana, no reparaste, que el Principe se turbó al querer llegar á hablarme? Luc. Si señora; mas no extraño, que tu beldad le turbase. Princ. Corazon, esto ha de ser: ap. las alas ligeras, que ántes fomentáron el indicio, que arde en el pecho incansable, sin combatirse encendiéron estos ardores voraces; bátanse ya mas violentos, y el mismo instrumento, que agil ántes sirvió de encenderles, sirva ahora de apagarles. Cielos, mirad pues del pecho con tanto rigor triunfasteis, que dilatarme la vida es multiplicarme afanes. Rey. Fortuna, sin duda juzgo, . que he sabido grangearte, pues con la mayor belleza mi afecto humilde premiaste. Venga vuestra Magestad á que Damasco triuntante con suspensiones admire lo que con voces aplaude. Princ. A morir, memorias mias. Estrat. A padecer mas, pesares. Rey. A alcanzar mas glorias, dichas.ap. Irene. A buscar la muerte, males. Princ. Y mi afecto:- Est. Y mi paciencia:-Rey. Y miamor::- Irene. Y mis bolcanes:-Princ. Ménos libre: Est. Mas sufrida:-Rey. Mas loco::- Irene. Mas tolgrable:-Princ. Disimula::- Estrat. Sufca::-Rey. Muestre ::-Irene. Desmienia ::- Princ. Oculte ::-Estrat. Recate::-Princ. Los rigores que exâmino. Estrat. Las penas que me combaten. Rey. El gozo que amante animo.

Irene. Las llamas que vivas arden.

Rey. Porque sepa todo el orbe::-

Irene. Para que no ignore nadie::Estrat. Para que todos publiquen::Princ. Para que la fama cante::Irene. Que puedo saber vencerme.
Rey. Que nadie pudo igualarme.
Estrat. Que mis iras han sabido
en mi atencion reportarse.
Princ. Y que yo, por no ofender
el claro honor de mi padre,
conocer mi yerro supe,
y supe morir de amante.

## JORNADA SEGUNDA.

Sale Roselo y Plácida siguiéndole. Ros. Huyendo de esta muger, despechado me retiro; yo verdad es que la miro, pero no la puedo ver: ya me ha visto. Plac. Tus despojos vengaré: aguarde usasié. Ros No te acerques. Plac. Pues por que Ros. Porque tienes lindos ojos. Plac. Dexemos chanzas, amigo, 'y sepa en lenguage breve, que pues el honor me debe, ha de casarse conmigo. Ros. No digas tal, que es deshonra pretender tan gran error, porque quien pide el honor, cierto es que no tiene honra. Plac. Señor, el ver mis afrentas no permite documentos, y así déxese de cuentos, porque hemos de entrar en cuentas. Ros. En qué cuentas, quando es llanos que es Aurelio tu valiente? Plac. Qué importa, si es mi pariente! Ros. Si es pariente, es muy cercano Plac. Me desdeña? pues yo digo, que él me enscñará desdeñe. Ros. Bien podrá ser que te sueñe, mas no durmiendo contigo.

Plac. Si supiera que á los dos ap-

para haber sido liviana,

eres pesada, por Dios.

nos escucha Aurelio. Ros. Hermana,

Plac.

Plac. Ya este es preciso. Hace que tose. Ros. Estornadas? Plac. Ahora verá lo que ignora: Oyes, Aurelio, ya es hora: Sale Aurelio. Aurel. Qué es lo que quieres? Plac. One acudas. Ros. Qué miro? Aurel. Quién al divino rostro tuyo enojos da? dilo, que rebiento ya de colérico sanguino. Ros. Nadie, que ella::- yo no soy::-Aurel. Calle él, y habla tú, parienta. Plac. Este ha intentado mi afrenta. Aurel. Tu afrenta? Ros. Temblande estoy. Plac. Si, pues muy tierno y constante me dió palabra de esposo, y ahora niega el alevoso. Aurel. No pases mas adelante, que á no juzgar, fementida, que ha de ser tu esposo, advierte, que á ti te diera la muerte, y á él le quitara la vida. Ros. Por qué la libertad me impiden, si con ella nací yo? Plac. Porque la palabra dió. Ros. Si la dí ya, qué me piden? Aurel. Deme, acabe, ó habrá riña, esa mano. Ros. No me asombre. Aurel. Daca la tuya. Tómales las manos. Ros. Este hombre nos casa de garapiña. Aurel. Quieres, Plácida, ser suya, ya que á darte el honor vengo, casándote? Plac. Yo no tengo mas voluntad, que la tuya. Aurel. Dense las manos. Ros. Qué intentas? Danse las manos. Piac. Que me ha satisfecho es llano. Ros. Vés que me tocas la mano? Plac. Sí veo. Ros. Pues no me tientas. Aurel. Bien lo han dispuesto, por Dios, para en uno son á fe. Ros. Segun ella quiere à usté, yo pienso que espera en dos. Piac. Pues ya que esas boberias, dice, desde ahora intimo, que en casa mi señor primo

ha de entrar todos los dias.

Ros. En casa, siendo tú bella, no entrará Aurelio. Plac. Eso pasa? por qué no ha de entrar en casa? Ros. Porque nunca saldrá de ella. Plac. Oye, quando darme intente algun regalo un amante, procure no estar delante, v así se hallará presente; y aprenda pues ahora empieza. Ros. Yo pienso que aquesta historia no la rendré de memoria, mas la tendré de cabeza. Aurel. No piense en esa quimera. Plac. El Príncipe viene, vamos. Aurel. Allá fuera le aguardamos. Ros. Pues yo no saldré allá fuera. Plac. A Dios, esposo. Ros. No en vano me has dado ese nombre aquí, que si una mano te dí, presto te daré otra mano. Vanse Aurelio y Plácida, y sale el Princ. Princ. Con accion, pero sin vida, doliente, mas sin remedio, mortal, pero aunque mortal, sin faltarme el sentimiento, hasta el mismo quarto (ay Dios!) que es de Estratónica, vengo conducido, no arrastrado de mis impulsos violentos, solo á ver si aquellos ojos, que me abrasáron el pecho, me templan la ardiente llama, que yo contra mí alimento. Pero cómo busco, cómo, alivio en el propio fuego, si sediento de su ardor hidrópicamente bebo? Ay hermosura! ay muger! nunca yo tuviera aliento para verte! ó nunca vo hubiera quedado ciego! Esta noche se desposa con mi padre: mas ya siento la felicidad, la dicha de un padre, á quien tanto debo. Eso no, feliz la goce, annque muera yo, y el riesgo que pronostican los Astros,

se desmienta en los afectos. Sepa el Astrólogo sabio, que con superior aliento de lo futuro averigua los soberanos decretos, levendo en este papel letras del mejor Maestros, que las Estrellas me inclinan, pero que yo las sujeto. Ros. Qué es esto, señor? qué traes, que tan triste y tan suspenso entre tus discursos vienes rezando ó haciendo versos? Princ. Qué hay, Roselo? Ros. Qué ha de haber, quando tan triste te veo, siendo hoy dia de la boda de tu viejo padre, y siendo tan buen hijo tú, que llegas á ser en todos tus Reynos comparacion de los padres, y de los hijos exemplo. Princ. Pues yo estoy triste? te engañas, que ántes estoy tan contento, que ese placer, ese gusto, es el que me trae inquieto. Ros. Pues yo si estoy triste. Princ. Tú? por qué causa? Ros. Yo me entiendo. Princ. De la ocasion, del motivo dame cuenta. Ros. Acá es un cuento. Princ. Pues no lo digas. Ros. Ahora ap. me ocurre, si será bueno en el amor que me pica, y que á Estratónica tengo, hacer tercero á mi amo, pues no puede ser primero: bien digo yo, el retratillo pienso pedirle. Qué has hecho de aquel retrato, señor, de marras, que te dió el muerto? Princ. Qué me remueva este ahora ap. con la memoria el tormento! Como despues que aquel hombre me lo entregó, encontré luego el original, y vi mas imposible el deseo, cesó todo mi cuidado, y le perdi: pero miento,

que antes aumenté un traslado. pues que le copié en el pecho. Ros. Y de llegar á tus minos supiste el raro misterio: Princ. Ya supe, que el que me dió el retrato, y á quien diéron triste y desgraciada muerte en el bosque mis Monteros, fué un discipulo de Apéles, que hurtándole á su Maestro aquella joya, venia á darle á mi padre, viendo que dar marido era poco en satisfaccion de un cielo. Ros. Raro caso! pero dime, no es un Angel por lo ménos Estratónica? No tiene unos hermosos ojuelos, muy lindos para Palacio, por lo que son lisonjeros? No se muestran á la vista entre nieve y entre fuego de tener luces muy claras, y de andar al Sol muy negros? Princ. O este sabe mi pasion, ó me está el alma leyendo; ó la fortuna, ó los Dioses, contrarios á mi deseo, hacen para que yo muera de mi atencion instrumento. Ros. Respondeme, no es muy linda! no es discreta? Princ. Calla, necio, que de una hermosura grande, que no parmite siu riesgo comparacion, quanto mas se dice, se alaba ménos. Ros. Pues ya no quiero alabarla, sino decir. Princ. Di, sabrémos lo que intenta tu locura. Ros. Es perder mi entendimiento: yo, señor, si he de hablar claro, un poquito de amor tengo, que soy de hueso y de carne, y mas de carne que hueso. y me ha parecido, que dar á un viejo en casamiento una niña, no es buen uso, porque es un uso muy viejo.

ap.

de

Y supuesto que yo soy mozo, galan y discreto, muy duro para los hombres, para las damas muy tierno, seria darla un marido á la Infanta de provecho, si conmigo la casasen: no á un viejo se la entreguemos, que sobra en el lecho siempre, faltando siempre en el lecho. Princ. Calla, necio, calla, loco, tú te atreves al respeto de mi padre y de la Infanta? Tú los rayos mas supremos de deidad, haces motivo de tus burlas? vive el Cielo, que con tu vida mi enojo castigue tu atrevimiento. Ros. No te alborotes, perdona, que á se que no pequé en ello, y aun por no pecar, señor, trataba este casamiento. Princ. No prosigas. Ros. No prosigo, pues que tú no gustas; pero á lindo tiempo te hablaba en mi amor, pues es á tiempo, que Estratónica venia. Princ. Viene Estratónica? el pecho se ha sobresaltado. Ros. Acá se encamina. Princ. O cómo temo, que ha de dar á mi cuidado mas fuerza en ménos aliento: pero aquí importa el buir; vamos. Ros. Ya sale. Princ. Anda presto. Sale Estratónica. Estrat Avisadme quando salga el Rey: mas no es lo que veo el Príncipe? él es: Antíoco? Princ. Ya me vió: disimulemos, pesares. Estrat. Afecto mio, no me mates. Poco os debo, ap. que porque yo salgo os vais. Princ. No os ví, que si os viera, es cierto, que no pudiera faltar á la atencion y al respeto que debe á vnestra grandeza mi obligacion. Yo me pierdo. Ros. Qué linda está para mi! ap.

es como así me la quiero. Estrat. Qué gallardo es! qué entendido! que mi muerte haya dispuesto, que sea ::- pero tened, no me argastreis, pensamiento. Princ. O cómo es hermosa! ó cómo ap. activos sus rayos bellos, donde hallan mas resistencia, hacen mayor el afecto! Ros. Yo me voy á cohechar ap. una criada allá dentro, pues es cierto, que con quartos no hay quien haga malos tercios. Vase. Estrat. Parece que os miro triste: parece que estais suspenso; qué teneis? Princ. Qué novedad hallais en mi? Yo me esfuerzo ap. para hablarla: ea, ojos finos, la razon venza al deseo. Señora, ninguna causa, quando os hablo, quando os veo. pudiera usurpar violenta á mi quietud el sosiego, pues aunque alguna tuvierà que sentir, no es tan grosero mi dolor, que á vuestra vista no cediera sus afectos. Y así, la que vos juzgais tristeza, quizá respeto será en mi, y aun es indicio la suspension de lo atento. Estrat. Eso será; pero estando tan cerca el plazo, en que espero ser con vuestro padre Reyna de Siria (pluguiera el Cielo, ap. que ántes perdiera la vida) mostrais muy poco contento: qué os debe (ay Dios!) nuestra boda? mejor diré mi tormento, ap. pues el tálamo que aguardo, como sepulcro prevengo. Princ. Pues yo sé, que aunque juzgaste (ay de mi !) que no celebro vuestro gusto, soy en él el que mayor parte tengo. Ah! quanto en mi ceguedad temo á la vista, pues veo, que solamente me sirve

de hacer que caiga mas presto. Estrat. Pues qué ocasion es de pena? Princ. Ni la ignoro, ni la entiendo, pues es delito á la vista, lo que es fineza en el pecho. Estrat. Fineza? es amor acaso? pero qué me importa esto? Ay afecto! ay pasion mia! cómo me robas lo atento? pues con negarme el amor, ya me pasaba á los zelos. Princ. Muy léjos vais de la causa, aunque no estais de ella léjos: Estrat. Pues qual es? no puedo yo saberla? Princ. La que padezco es tal, que puedo sentirla, pero decirta no puedo. Estrat. En fin, no quereis fiarme vuestro cuidado? Princ. Sí quiero. Estrat. Pues qué aguardais? referidle. que ya os escucho. Princ. No puedo. Estrat. Qué no podeis? Princ. No. Estrat. Por qué? Princ. Yo os lo diré. Estr. Ya os atiendo. Princ. Solo el silencio testigo puede ser de mi tormento, y aun no cabe lo que siento en todo lo que no digo. Es tan vivo mi cuidado, es tan raro mi accidente, que me juzgo delinquente sin haber sido culpado: libre estoy, y encarcelado blasono y temo el cassigo, con ser quando mas prosigo en la causa de mi mal solo el corazon fiscal, solo el silencio testigo. Callo mi pena, y tan fuerte dolor siento al ocultarla, que está mi muerte en callarla, y en decirla está mi muerte: v así en tan severa suerte, y en tan duro sentimiento, ni puede ser de mi aliento remedio el significarle, ni alivio el disimularle puede ser de mi tormento.

Mas la pasion que se aumenta de ver que se halló oprimida, como no encuentra salida, acá en el alma rebienta: pero aunque así me atormenta, aun padecer mas intento, pues en mi pecho violento solicita mi rigor dar lugar á otro dolor, y aun no cabe lo que siento. Mi pena, que recatada es mayor que repetida, podrá estar encarecida, mas no quedar explicadae nunca está mas ponderada, que quando á callar me obligo. y así como no consigo el explicarme jamas, callo mas por decir mas en todo lo que no digo. Estrat. De sus obscuros enigmas no sé qué dude, mas esto no es jezgar por su cuidado, sino argüir por mi afecto. Princ. Habeis conocido ya quán dificultoso intento será referir mi mal? Estrat. Si, mas no tiene remedio? Princ. Sí lo tiene, pero es muy imposible. Estrat. El supremo dominio de vuestro padre no hará posible los medios? Princ. No es facil, aunque mi vida en su mano esiá. Estrat. Yo ofrezco hablarle. Princ. Que vos le hableis será mi mayor tormento. Estr. Pues no le hablaré. Princ. Tampoco en que no le hableis convengo. Estrat. No entiendo lo que decis. Princ. Ni yo tampoco me entiendo. Estrat. Pues quedad con Dios. Princ. No os vais, que yo os diré::- Estrat. Decid presto. Princ. De mi dolor ::- Estr. Ya le escucho Princ. El motivo. Estrat. Ya le atiendo. Princ. Es mi pena::-Estrat. Acabad. Princ. Nada, pues que decirlo no puedo.

Estrat. Eso es volver á la duda. Princ. Esto es volver á mi acuerdo. Estrat. Pues por qué me detencis? Princ. Porque sepais que me muero, y porque sepais::-Estrat. Qué? Princ. Nada, pues que decirlo no puedo. Estr. Pues yo me voy. Princ Quédecis? Estr. Que voy a morir. Princ. Yo muero: qué en fin os vais? Estrat No lo veis? Princ. Id con Dios. Estrat. Guárdeos el Cielo. Vamos á morir, cuidado, que así Amor lo ha dispuesto. Vase. Princ. A callar voy y á morir; muera, pues tanto padezco, para que luzca en mi muerte el mas heroyco silencio. Salen el Rey, Erasist Polidoro y Criados. Rey Celebren feliz mi estrella mis vasallos, pues dichoso espero ser hoy esposo de mi Estratónica bella. Polid. No hay quien no muestre este dia su alborozo. Rey. Y con razon, pues celebran la ocasion de mi mayor alegría. Pero advertiste al Pintor, que ántes que el Templo adornase, el retrato me enseñase del Principe? Polid. Si señor. Rey. Y sabes si le ha acabado? Erasist. Yo lo he visto, y te prometo, que tan bien en lo perfeto lo está, como en lo pintado. Rey. He puesto, como te he dicho, cuidado en que así saliera, porque en el Templo quisiera que ocupe sagrado nicho.

Pues aunque, segun las leyes

de Siria, y lo que disponen,

los retratos de los Reyes:

que à mi Antíoco he traido,

que desde luego he querido

que tome esta posesion.

Pero porque quiero ver

solamente alli se ponen

es tan grande la aficion,

Criad. 1. Yo voy por él. Rey. Y vosotros dexadnos solos aquí á Erasistrato y á mí. Criad Ley es tugusto en nosotros. Vanse Polid. Acuérdate::- Rey. Ya me acuerdo: vete con Dios. Polid. En tu mano está mi vida: hoy te gano, hermosa Irene, ó te pierdo. Vase. Rey. Allá fuera te empecé á hablar, y ahora prosigo, pues estoy solo contigo, lo que entónces no acabé de decirte. Erasist. Y yo he llegado á saberlo, ya te atiendo. Rey. Pues oye, porque pretendo dexar hoy efectuado un negocio; pero ántes ponderarte, amigo, quiero la felicidad que espero lograr, quando los brillantes y dudosos acreboles en señas de mi alegría, na sol le quitan al dia para entregarme dos soles. Ya bien podrás confesarme, que mintiéron las Estrellas, pues que logro, á pesar de ellas, lo que juzgáron negarme. Ya sus anuncios horribles diré que pude vencer, pues esta noche he de ver posibles sus imposibles. No es así, pues allegaron á fingirte mi desdicha? apoya tambien mi dicha con decir que se enganáron. Erasist. Que ha errado mi estudio, es bien diga, ó miente la voz mia. Rey. Pues oye, que en mi alegria parte has de tener tambien. Ya sabes, que agradecido á Pélidoro he quedado, porque á Siria su cuidado, mi honiosa pienda ha traido. ..... Y habiéndome, hablado aliora, ib

si el arte se ha aventajado

el retrato haced traer.

en lo mismo que ha igualado,

para que efectúe atento con Irene el casamiento, à quien sabes ya que adora: he estimado su deseo, ya que obligado le estoy, para hacerle merced hoy con la ocasion de este empleo. Y pues ya que tu prolixa edad le tiene elegido, supuesto que solo pido, le has de dar luego á tu hija. Erasist. Señor, eso es para mí honor grande, pero ::- Rey. Qué. es lo que dudas? Erasist. No sé qué responderte : de ti nunca espeié honra menor, pues tan presto: Rey. Pues qué importa? Eras. Nada, mas hoy:- Rey. Qué te acorta? no te está bien? Erasist. Si señor. Rey. Pues supuesto que no ignora tu atencion eso, qué quieres? Erasist. O qué mal la causa infieres! pero dilatarlo ahora no importará. Rey. Quando fio que mi voluntad acetes, eso dices? Erasist. No me aprietes: acá es un capricho mio. Rey. A mí callarme procuras la ocasion? ya estás molesto. Erasist. Qué me preguntas, supuesto que sabes ya mis locuras? Rey. El saber tu ciencia agrava el desco de apurarlo. Erasist. Poco importa el no callarlo, si importa. Rey. Pues dilo, acaba. Erasist. Su boda determinada, decirselo es disparate. Rey. Mas tu voz no se dilate. Erasist. Cierto, señor, que no es nada. Rey. Esa duda induce aquí mis deseos. Erasist. Los incitas sin ocasion. Rey. Ya me irritas. Erasist. Si te enojas, oye. Rev. Di. Erasist. Habiendo otra vez mirado en mis libros mas atento el fin de tu casamiento, deseando hallarme engañado

de lo que vi en las estrellas::-

Quanto siento que me obligue ap. á que lo diga! Rey. Prosigue. Erasist. Digo, que estudiando en ellas, quizá las líneas erré, en quantos Planetas ví, en quantos Astros leí sus aspectos encontré sangrientas señales todas de adversidad, y que horribles amenazaban terribles tristes é infelices bodas. Esto ví, y si mas apuro el orbe en que ahora va, este fausto signo está muy presente al mal futuro. Y aunque en nuestra profesion lo mas se yerra ó se ignora, deseo que por ahora pase esta constelacion. Rey. Quando ya mi boda está tan inmediata, eso indican? Erasist. Esto es lo que pronostican, pero no lo que será. Rey. Mucho temor me ha causado este juicio prodigioso. Erasist. Supuesto que eres dichoso, no te hagas iú desdichado. Rey. Y dime, mi hijo ha de ser quien lo embarace? me aflixo solo en pensarlo. Erasist. En tu hijo el estorbo has de tener. Rey. Pues de qué manera extraño conmigo ha de ser? responde. Erasist. A mí, señor, se me esconde el modo, pero no el daño. Rey. Pues ya que mi aliento apura esa estrella, yo he de ver mi riesgo, y tú has de volver á levantar la figura: que pues de la Astrología tengo algun principio, quiero inquirir aquese fiero contrario á la dicha mia. Tú mismo me has de enseñar las imágenes fieles, que me amenazan crueles. Erasist. Harto hallarás que notar. Rey. Erasistrato, supuesto que

De Don Antonio de Cardona. de verla! qué hermosa viene!) que ha de ser, luego ha de ser. cómo estais? Erasist. Qué tu dano quieres ver? Estrat. Como quien llega Rey. Si. Erasist. Pues tú lo verás presto. à veros : ay pesar fuerte! mp. Rev. Ven á to quarto conmigo. Rey. Todo mi dolor pasado ap. Erasist. Señor ::- Rey. Qué dudas? olvida el gusto presente. Erasist. Que sientas Estrat. Y vos (el pecho se anime) haber oido::- Rey. En vano intentas teneis salud? Rey. Cómo puede disuadirme. Erasist. Ya te sigo. vivir, señora, con riesgo Rey. Pues entra, porque ver trato el que vuestros ojos tiene como el Principe ha de ser: por aliento de su vida? yo el aspecto quiero ver. pues aunque dulces dan muerte, Al entrar sale un Criado con el retrato al que matan aseguran, del Principe. Criad. Señor, aquí esta el retrato. pues vive de lo que muere. Rev. Dioses, qué es esto que miro! Estrat. Ese favor os estimo. Pero qué miro? no es este quando el aspecto cruel el retrato (ay de mí triste!) del Príncipe? qué me quieres, quiero ver, en lugar de él me enseñan (ó cómo no admiro' sombra amable? aquí te encuentro, suceso tan predigioso!) el del Principe? ay de mi! para que muera dos veces! Erasist. Ah, y cómo parece aquí Rey. Parece, ó le teme el alma, que vuestra atencion divierte el acaso cuidadoso! alguna pena. Estrat. No es pena Rey. Que esto la suerte disponga! (aquí el corazon se esfuerce) Erasist. El Rey está muy suspenso, ap. la que causa en mí este afecto pero divertirle pienso. Quieres que el retrato ponga que vuestro cuidado, teme; á mejor lez? Rey. Mas me asombras antes es fineza mia, quando mi pena desluces, porque al verla que os merece pues aunque le busques luces, mi pecho, quiere la voz explicar (ó cómo miente siempre has de dexarle sombras. Erasist. No quieres ver la ignorada la voz!) su agradecimiento: causa que tu opuesta es? y sintiendo que no acierte ven , senor. Rey Déxame pues, á declararse, se ahoga que ya no quiero ver nada. entre amante é impaciente: Erasist. Sosiégate, que ha venido con que al mirarme confusa la Reyna. Rev. Solo ella aquí ó divertida, parece puede sosegar en mí que se siente alguna pena, ... el susto que he padecido. siendo amor lo que se siente. Criad. El retrato he de volverle? Qué mal se dicen finezas, Rey. Allí puedes arrimarle, que el alma no comprehende! que aunque me asusta el mirarle, Rey. Cómo he de estimar , señora, tambien me alboroza el verle. favores que tanto exceden Arriman el retrato, y salen Estratónimis esperanzas? dichoso ca, Irene, Luciana y Criados. puedo llamarme mil veces. Luc. Aquí está el Rey. Estrat. Corazon mio, es posible,

C 2

que los hados son crueles

la dichis tan telizmente

para mi, quando consigo : .

Estrat. Ya le he visto,

y he visto tambien mi muerte.

Rey. Señora, ( o quanto me alegro

Erasist. Señor, pues ya tan vecino el gusto se te previene, no queda que rezelar: pluguiera á Dios, que así fuese!

Rey. Eso si, aliéntame, amigo, pues quanto amenazar pueden los Astros, estos dos astros con su hermosura lo vencen.

Estrat. Corazon, disimulemos: conoceis ya quánto debe vuestra fineza á mi pecho?

Rey. Sí lo sé, pues lo agradece el corazon con razones que dicta, pero no entiende: esto no es lograr la dicha? pues cómo zezobrar puede en tranquilo mar esquife, que seguro puerto tiene?

vos me habeis hecho dichoso.

Estrat. Qué decis?

Rey Que el alma os debe
el ser feliz; y así ahora
he de acreditar mi suerte,
para que salgan mis dudas
de los rezelos que temen.

Dexad que con el respeto
debido la mano os bese
por esclavo y por esposo,
pues que me obligais dos veces.
Yo llego pues, veamos quien
puede impedirlo, y quien puede
estorbarme esta ventura.

Sale como huyen lo Roselo, y derriba al salir el retrato del Príncipe, y al caer le detienên por los dos lados el Rey y Estratónica.

Ros. El Príncipe solamente::pero ay de mí! Rey. Qué es aquesto,
santos Cielos? esto es muerte?

Estrat. Al irme à darme la mano cayó el retrato? parece que zeloso quiso (ay Dios!) impedir que me la diese.

Rey. Imágen de quien di el ser, ap. cómo contra mí te atreves, si tienes vida? ó por qué te temo, si no la tienes?

Estrat. Amable objeto del alma, ap.

que has llegado á defenderme, ó cómo tú eres mi vida, pues te has opuesto á mi muerte!

Rey. Llevad allá ese retrato:
que à este tiempo (ó rara suerte!) aphubo de ser (qué pesar!)
el Príncipe el que impidiese
mi ventura? Hombre, qué has hecho?
dónde ibas? Ros. No sé si acierte
á decirlo: Estrat. Quanto miro approdigioso me parece.

Rey. No respondes? Ros. Yo, señor, (él me degüella imprudente) a dixe al Príncipe una chanza, que por mí fuese alcahuete con Estratónica dixe; y él que burlas no apetece, con una aguja de acero me quiso coser el vientre. Y así huyendo de él, decia, que el Príncipe solamente podia tratarme así: no me mates. Rey. Tú no tienes la culpa, solo mi vida

Estrat. El Rey tuvo por presagio apoque el retrato se cayese, y yo de lo mismo estoy no sé si triste ó si alegre.

Rey. Mas di imular importa. ap. Estrat Disimular me conviene.
Rey. Quereis salir á que humilde mi Corte la mano os bese?
Estrat. Vuestro es mi gusto (ay de mil)

Rey. Pues vamos (ó cómo teme el alma!) Estrat. Vamos, señor. Ah, quanto el corazon siente! ap.

Rey. Ya os voy sirviendo. Estrat. Ya os sigo.

Penas, dadme ya la muerte. ap. Rey. Si han de venir las desdichas, ap.

para qué las dichas vienen?

Erasist. Ay de tí, Rey desgraciado! apcómo amenaza tu suerte
tus mismos hados escritos

con divinos caractéres! Vai Ros. De lindo susto escapé;

yo ofrezco á Apolo por este

be-

beneficio recibido, casarme como un pobrete con Plácida; pero esto á media carta se entiende. Salen Irene y Polidoro. Polid. Hermosa Irene? Irene. Mirad que estais en el mismo quarto de la Reyna, y no es razon, que aventureis mi recato. Polid. Esto es quererte. Irene. Es querer agraviarme. Polid. No es agravio el amor. Irene. Erraste el nombre, que ese amor propio le llamo. Polid. Pues para que te obedezca mi atencion, da á mi cuidado alguna esperanza Irene. Cómo intentais que os dé mi labio esperanza, quando es culpa en mi nobleza escucharos? Polid. Luego las mugeres nobles no tienen amor? Irene. Sí amamos, mas no elegimos; y así incurriera yo, si acaso por despediros gustoso, os dexara confiado. Polid. Mucho tu recato ostenta, y teino, que es desengaño, pero presto apuraié esta duda en que me hallo: ya executo lo que mandas. Irene Y yo comienzo á estimarlo. Polid. Yo voy a buscer al Ruy, por si Enasistrato ha hablado en nuestra boda: ó si fuese buena nueva la que aguardo! Vase. Irene, O quanto un aborrecido ofende mas obligado! Sale el Prnícipe. Princ. Cómo en tanto sentimiento, cómo (4y de mí!) en dolor tanto no muero? (ay de mí otra vez!) quanto vive un desdichado! Irene. El Principe es el que sale, ap. el verle accierda mi agravio. Princ. Irene está aquí, yo quiero ap. volverme; pero mal hago, pues á aquel amor me acerco, quando de aqueste me aparto. Irene. O no me ha visto ó me ha visto, ap.

pues no llega á hablarme (ah ingrate!) Princ. No puede ser, que volviendo ap. de Irene el amor pasado, halle remedio á mi pena? si, pues yo quiero intentarlo, y ver si puede vencer un contrario otro contrario. Iren. Qué suspenso está! Princ. Yo llego: cómo violento los pasos! Hermosa I'ene? Irene. Señor, vuestra Alteza? mucho extraño, que se acuerde de mi nombre. Princ. Pues quándo (ay pesares!) quándo no ocupasteis mi memoria? Irene. Alguna vez, que un retrato me arrojó de ella. Princ. Bien dices: ap. yo sé que no os ha agraviado la pintura. Irene. Yo no culpo la pintura, á vos de falso os culpo, pues ni aun entónces os merecí el disculparos. Princ. No hubo lugar. Irene. Y despues? Princ. Atendí á vuestro recato. Irene. Mucho atendeis con amor. Princ. Es advertencia de honrado: esto es morir. Irene. Acá viene ap. la Reyna; hácia el otro quarto: quiero pasar, que despues volveré á apurar su engaño. Princ. Os vais? Iren. No quiero escuchar satisfaccion que es agravio, ni un amor que es tan fingido. Vase. Princ. Sabe el Cielo, que os he amado; mas ya me abrasa otro fuego. Sale Estratónica. Estrat. Qué he escuchado, Cielo santo! no dixo (ay de mí!) no dixo, sabe el Cielo que os he amado? Irene estaba con él: luego amante es suyo? quánto . " su voz me ha herido en el alma! no sé si este sobresalto es envidia declarada, ó son zelos disfrazados. Princ. Es ratónica ha venido, qué uulces hieren sus rayos! m yo me dexo llevar del poder de afectos vanos? eso

eso no, enmiende el discurso lo que la pasion ha errado. Llega. No excuso quando os encuentro llegar (yo mismo embarazo mis razones) á ofrecer á vuestros pies quanto valgo: qué digo? Estrat. Estoy por volverme, pues aunque el dolor recato, le manifiesta el semblance. Princ. No respondes? Estrat. He dudado, como vuestro sentimiento os tiene con vida, quando -ni aun para poder decirlo, aliento os habia dexado. Princ. No es piedad, sino rigor el no morir á sus manos. Estrat. Ya sé yo que el no morir .no es piedad, sino cuidado; y ya sé que sus rigores matan, pero con halagos: solo siento, que conmigo hicieseis tan ponderados

discursos de vuestra pena, que casi á mí me obligáron à escucharlos con ternura, á atenderlos con agrado, y annque el motivo es muy grande, para que os dexe postrado, para que violento os rinda, para que os obligue blando, habiendo sabido ya vuestro sentimiento, hallo que le padeceis suave, y le explicais temerario.

Princ. Qué es lo que escucho! sin duda, que sabe ya que me abraso en el bolcan de sus ojos. Pues cómo, señora, ó quándo habeis podido entender afectos que no he explicado, siendo así, que moriré primero que pronunciarlos?

Estrat. Mirad, que á ser esto cierto, ya hubiera llegado el plazo de vuestra muerte. Princ. Ay de mi! qué decis? Est. Que os he escuchado, y así al estar con Irene

otra vez hablad mas paso. Princ. No es lo que pensaba el almi á Irene oyó, y ha juzgado que la adoro: ya me pesa, que entendiese mis halagos, · aunque fingidos : ó cómo es mi sentimiento extraño! pues con no quererla amar, siento que me haya escuchado. Estrat. Si acaso era vuestro intento,

que yo interviniese en algo, que à vuestro afecto importase, por qué estuvisteis tan cauto! Si quereis que de mi parte lo fomente, habladme claro, que no seréis el primero que con hija de vasallo se case, fuera de que el amor disculpa tanto estos excesos, que siempre quedareis muy disculpado. Que quando el amor me niego, de zelos esté rabiando, y que pueda yo sentirlos, y no pueda pronunciarlos! Princ. Señora, aunque sué verdad

que amé: - Estrat. No quiero obligaros á disculpas, yo os disculpo, y porque vuestro cuidado se excuse de encarecerle, me voy. Princ. Escuchadme un rate primero, porque sepais que à Irene ::-

Estrat. No he de escucharos. Princ. Aborrezco. Estr. No os entiendo Princ. Pues quando me estais culpando no direis::- Estrat. No es menesten pues no os culpo.

Princ. Yo me abraso. Y aunque el cargo no os importa quiero que sepais que es falso: digo, señora, que á Irene, aunque la quise::- Estrat. Es cansaros en valde. Princ. Y vos intentais dar la muerte á un desdichado; y así resuelto::- Estrat. Qué haceis?

Print. He de decir::-Al irse el Príncipe se le cae la daga. Estrat.

Estrat. Vos el paso me estorbais? sois atrevido. Princ. Pues idos, ya que obligaros no puedo, que yo tambien iré á morir desdichado. Estrat. Ya me pesa de no oirle su disculpa, yo le llamo. Antióco. Vuelve el Principe. Princ. Mi señora, qué mandais? Est. Mi sobresalto ap. me ahoga: qué he de decirle? turbada le he declarado mi yerro, mas la disculpa sacaré del mismo acaso. Os llamo, porque mireis en este testigo quanto os cegais: aquesta daga, que de la tierra levanto yo misma, se os ha caido. y quiero que de mi mano la recibais; porque así de mi accion mas obligado, vuestros extremos noteis, y aprendais á reportaros; tomadla. Princ. Haberse caido. y alzarla vos, no es acaso; instrumento es que os envia el Cielo para mi daño: y así matadme con ella, que nunca os habré encontrado mas piadosa; mis delitos bien merecen este estrago. Estrat. Qué es lo que dices, teneos, volved en vos, sosegaos, mirad que mayor haceis la culpa con no enmendaros. Princ. Pues ya que no quereis darme un alivio en un amago, yo he de quitarme la vida con ese acero inhumano: soltad. Estrat. Qué es lo que intentais? Princ. Morir con él. Estrat. Aguardaos. Princ. Ya estoy resuctto. Est. Es posible que así os cegueis temerario,

quando yo::Forcegea el Príncipe con Estratónica, y
salen el Rey, Erasistrato, Polidoro y Roselo, y Estratónica queda con la daga.

Rey. Qué voces son las que la Reyna en su quarto pronuncia? acudid aprisa: mas qué miro! Estrat. Fuerte caso! Princ. Mi padre ha venido: ahora ap. mas desdichas, Cielo santo! Rey. Qué será esto! Polid. La Reyna inquieta! Erasist. Suceso extraño! Rey. Pues cómo, dime, te miras con el puñal en la mano .. tú, y aquí tan descompuesto el Príncipe? qué ha pasado? qué causa te dió? pronuncia el motivo ó el agravio, ó cómo tienes su acero? Estrat. Yo misma se le he quitado. Rey. Por qué? Estrat. No sé qué decir. Princ. Qué viva yo en dolor tanto? ella dice mi delito, muera yo ántes que escucharlo. Rey. Responde, que estoy muriendo, todo lo que estás dudando. Estrat. La verdad misma ha de abrir ap. para mi disculpa campo. Si saber quieres, señor, lo que vés (suceso extraño!) viniendo por esta sala, hallé que desvariando el Principe sentimientos, de saber que su retrato fué para ti esta mañana de turbacion ó presagio, queria darse la muarce con este acero inhumano: y yo de piedad movida, y tambien considerando la pena que te excusaba, procuré estorbar su daño tan valerosa, que pude quitârsele de la mano.

Rey. Qué es lo que dices? sin duda el desvarío le ha obligado á una accion tan fiera. Princ. Cielos, lo que ha dicho disculpando ap. mi culpa, es lo que debia hacer yo! pues cómo guardo esta vida? Yo, señor, soy causa de tus presagios;

yo

yo del padre mas atento soy el hijo mas ingrato; yo tu dicha desvanezco, yo soy contigo tirano; y así déxame morir, pues que mi delito pago. Rey. Hijo querido, detente, no me apresures mis años. Estrat. Mucho temo sus afectos. Princ. Yo soy el mas desdichado hombre, que el mundo ha tenido; pues amenazan los Astros conmigo á mi padre: y yo el corazon no me arranco! Rev. Llegad vos, señora; todos quietad sus desordenados sintentos (ay hijo mio, cómo provocas mi llanto!) Erasist . Señor, modera ::- Pol. Corrige ::-Erasist. Esa pena. Polid. Ese cuidado. Ros. Mira, señor, que nos das onn pesar, que vale quatro. Estrat. Por vuestro padre y por mi, que os lo ruego, sosegaos. Princi Vos lo mandais : mas qué digo? qué presto incurrí en su halago! Nadie me detenga, y nadie procure impedir mis pasos. Padre y señor, no me estorbes ser buen hijo, pues soy malo, que voy á darte la vida con morir de mi cutdado. Vase. Rey. Espera, aguarda (ay de mí!) vamos tras él presto, vamos: ya de mi boda es preciso dilatar el breve plazo. Erasist. Sin duda, á lo que yo entiendo, que se ha cumplido el presagio. Vase. Polid. Yo voy tras th Vase. Estrat. Yo tambien ... voy sin vida, confesando que es tu desdicha mi dicha, pues que mi vida dilato. Ros. Y yo valiente y resuelto quiero seguir á mi amo, pues va á renir con la muerte, y he de morir á su lado...

#### IORNADA TERCERA.

Sale Plácida.

Plac. Damas, no espereis remedio en los hombies ni en su fe, porque uno que yo traté, me engañó de medio á medio. No es mucho, si engeños labra, que de sus intentos tuerza, porque de hacer una fuerza se le quebró la palabra. Despues que vivo burlada de sus traiciones severas, lo paso como en galeras, mas no es mucho, soy forzada., Esto hay, y queremos bien á los hombres ni á sus nombres: mal haya todos los hombres, y quien no dixere, ainen. El viene hablando consigo muy duro (hay, tal locura!) este tapiz me asegura, de que no encuentre conmigo. De aquí escucharle podré, ya son risa mis desvelos. Retirase Plácida, y sale Roselo. Ros. Mi muerte en vuestros ojuelos,

Estratónica, encotré. Si à contrastar no es bastante á una Infanta mi cariño, advertid que quando niño, yo tambien he sido infante. Hoy mi amor ha de saber, ó no seré yo quien soy: quiero pues que solo estoy, y nadie me puede ver, enseyarme por no errar lo que decirla pretendo. Al paño Plac. Sus desatinos no entiendo

desde aquí le he de escuchar. Ros. Señora, por vos me muero, que no me culpeis os pido, aunque soy tan atrevido, que as he dicho lo que quiero. El marido que os han dado con despobladas encías,

se os quebrará en quatro dias, que es viejo y está cascado. Dexadle por mi persona, y honrad mi intento amoroso, que el hacerme vuestro esposo, es ponerme una corona. Plac. Hay desatino mayor! Ros. No respondes? Plac. Hay tal loco! Ros. Mi afecto teneis en poco, pues no dais premio á mi amor. Vuestra intencion es muy casta, dice ella, mas ved prudente, que mi dote solamente es un Ry, y esto me basta. Aquí para entre los dos, aunque el oro no me sobre, de casar con muger pobre tengo hecho voto á Dios. Yo premiara vuestro zelo del modo que pretendeis, á no saber que teneis en Palacio otro desvelo. Zelosa estais, ilusiones son del amor que os desvela, Plácida es una mozuela de pocas obligaciones: con voluntad mal fundada, de vicio di en pretendella el tiempo que fué doncella, pero ya es cosa pesada. Plac. Esto escucho, y no provoco para el castigo la pena? Ros. Su cara no es nada buena, pero lo demas tampoco. Plac. Mi agravio está manifiesto, saldré á matarle furiosa. Ros. Pues á mas de ser golosa, es tan gran puerca. Salen Aurelio por una puerta, y Plácida por otra. Aurel. Qué es esto? Plac. Aquí está Aurelio, su hora y mi venganza llegó. Ros. Pesar de quien me parió, esto me faltaba ahora. Aurel. Qué hay de nuevo? Plac. Ese traidor en ofenderme porfia.

Aurel. Por donde, Plácida mia, quieres que le dé? Ros. Señor ::-Aurel. Hoy tu ofensa satisface mi acero. Plac. Así te mitigas? Ros. Por Dios, que no me persigas, Plácida, si es que te place. Aurel. La mano y palabra ufano de ser suyo no la dió? pues por qué no la cumplió? Ros Porque esto no está en mi mano. Aurel. Esta moza no desea, siendo linda con exceso? confiéselo. Ros. No hable en eso, que es una cosa muy fea. Aurel. Miente. Ros. Es palabra mayor. Aur. Miente el gallina. Ros. Honor mio esto huele á desafio, ó yo tengo mal olor. Plac. Muerte tu espada le dé, si la vida quieres darme. Ros Usié bien puede mararme, pero yo me vengaré. Aurel. Mire, á no estar en Palacio, hiciera::- Ros. Atencion precisa, señor mio, ménos prisa, porque el renir quiere espacio. Dentro el Principe. Princ. Dexadme, que no he de ver la Comedia. Aurel. Es tu amo? Sale el Principe. Princ. Roselo, quién está aquí? Ros. Ese hombre y esa muger, que ha dado en que ha de ser mia, porque el galan tiene Alcalde, mas no le saldrá de valde. Princ. Aun dura vuestra porfia? Plac. Vamos afuera los dos. Aurel. Si él sale, su muerte espere. Ros. Oyen, oyen. Aurel. Qué nos quiere? Ros. Vayan ustedes con Dios. Vanse Aurelio y Placida. Princ. Idos todos, no hava nadie, donde yo me he de quedar, porque solo es compañía de un triste la soledad. Ros. Señor, tu accidente quando. fin venturoso tendrá? Princ. Quando yo pierda la vida, Ros.

Ros. Si en eso estriba no mas, mucho es que yerren la cura los Médicos. Princ. Necio estás.

Ros. Mira que darás en pobre, si en esas locuras das, que en perdiendo un hombre el juicio, pierde tambien el caudal.

Princ. Vete, déxame, no aumenten tus donayres mi pesar; porque como el suf.imiento de mi dolencia mortal es una pasion rebelde, que no se pueden templar, hacen tu gusto y mi pena consonancia desigual, con que se ofende el oido de mi oculta enfermedad. Ros. Por qué no vés la Comedia? Princ. Vete, no me canses mas. Ros. Yo bien me fuera, mas temo que Aurelio y Plácida están esperandome. Princ. Ah infelice! Ros. Y en saliendo me han de dar mas de cincuenta patadas por delante y por detras, que en empezando sus pies todo lo suelen andar;

Hace que se va, y vuelve.
pero ello ha de ser, paciencia:
ha, sí, señor. Princ. Que acabar
tantos pesares no puedan
con una vida no mas!

Ros. Dime, qué le toca hacer á un hombre honrado, á quien han desmentido? Princ. Mi paciencia solicitas apurar.

Ros. Por eso te enojas? voyme: á campaña he de sacar á Antelio, voy á buscarle.

Princ. Que remedio no ha de hallar en la piedad de los Dioses de mi dolor la impiedad!

Vuelve Roselo. Oyes, hablaste por mí á Estratónica? ha lugar mi pretension? Princ. Loco, infame, vive la rara beldad que nombraste, que te quite mil vidas, si á profanar

te atreves con tos locuras el culto de su deidad. Ros. No sabes bien lo que corro, pues me quieres alcanzar. Vase. Siéntase en una silla el Príncipe, y saca un retrato.

Princ. Sin vida ostoy: esta copia del divino original que adoro, primera causa. de mi tristeza mortal, alivio, aunque impropio, sea de tantos pesares: ay de aquel que está su remedio pendiente del mismo mal! Permite, bello pincel, si á piedad puede obligarte, que llegue el pecho á fiarte su ardiente pena cruel: pero aunque mi afecto fiel te diga en llanto deshecho, poco mi amante despecho obligará tu hermosura, pues tu'lámina asegura, que tiene de bronce el pecho. Con recatados temores toda una alma te tributo, y al vestirse ella de luto te vistes tú de colores: perfectísimos primores tu imágen bella han formado; pero el Sol que has imitado, tanto excederte ha podido, que te dexó desmentido, mas no te dexó agraviado. En vano to pretension imitó tanta beldad, porque no fuera deidad, á tener imitacion: la divina perfeccion, de quien breve seña ha sido, en vanidad te ha debido lo que en beliad le has quitado, pues ninguna te ha igualado, y ella sola te ha excedido. Vuelve á mis tristes enojos el sosiego que perdí, pues el alma que te dí está demas en tus ojos:

de tu victoria despojos son mis afectos rendidos; pero no poco adversidos se especifiquen tiranos, que quien me hiere sin manos tambien me oirá sin oidos. Pero cómo peco atento rompo la prision leal del silencio, donde vive cautiva mi voluntad? Que me perdoneis, señora, tan impropia ceguedad os suplico; pero en vano me pretendo disculpar, si en las penas que padezco desde que os llegné à mirar, anticipado el castigo de este delito me dais. Rendido estoy, demos treguas, corazon mio, al afan, si suspension, aunque breve, mi tormento puede hallar. Quédase dormido con el retrato en la mano, y salen al paño Irene y Plácida. Irene. Vete, que al quarto del Rey por aquí intento pasar, para acompañar la Reyna, quando al suyo vuelva. Plac. Das con tan lindo despidiente señas de tu gran caudal. Irene. Quiera Amor, que á mi enemigo no encuentre; pero aquí está del sueño entregado al ocio: poco teme mi pesar, pues quando ingrato me ofende, sabe guardarse tan mal. Con un reirato en la mano se ha dormido : si será de alguna Dama? licencia para saberlo me dan Quitale el retrato. mis zelos. Pero qué miro? aquesta rara beldad no es de Estratónica? (ay triste!) que como (pena morial!) en sus manos (grave indicio!) le encuentro (fnerte pesar!) sin duda, que altiva y loca, sn bárbara voluntad,

en ofensa de su padre, adora el original. Sepultaré en el silencio mi sospecha, aunque el puñal de los zelos con la herida, que en mí executando está, para decir sus traiciones ha abierto otra boca mas. La Reyna viene, irme quiero ántes que llegue á notar, del llanto que al alma anega, el origen de mi mal. Se lleva el retrato Irene, y sale Estratónica. Estrat. Injusto pensamiento, donde me lleva tu rigor violento? donde tu impulso vano me encamina, si en cada paso encuentro una ruina? Los afectos me ofenden repetidos, con que el Rey embaraza mis oidos, y huyendo de sus ojos encontrar solicitan mis enojos, como que ha sido acaso, la causa del incendio en que me abraso. Hallar mi amor á Antíoco desea, el alma con su nombre se recrea; mas cómo (ay sperte dura!) tanto un ciego cuidado, me aventura? cómo en su nombre mi atrevido labio se introduce lisonja siendo agravio? huiré de hallarle el venturoso empleo; pueda mas la razon, que no el deseo. Quién del pesar con que atrevida lucho alivio podrá ser? El Príncipe en sucños. Princ. Yo ::- Estrat. Mas qué escucho? el Príncipe del sueño suspendido, favorable respuesta dió à mi oido. Princ. Te adoro, deidad bella. Estrat. Por Irene lo dice (ah injusta estrella!) Princ. Poco el alma su afecto contradiga-Estrat Su-confusion á lástima me obliga; yo le despierto. Princ. Mi contraria suerte::-Estrat Notable es su inquietud. Princ Me da la moerte. Estrat Principe: en despertarlo qué rezelo? Despierta, túrbase al ver á Estratónica. Princ S. ñora, vos aquí? válgame el Cielo! Est Mortalestoy! si acuso me ha escuchado? Princ. D 2

Princ. Aun dormido me ofende mi cuid. do; pero el retrato de mi mano falta, nuevo pesar el corazon me asalta. Sin duda (ay pena grave!), ella me le quitó, ya mi amor sabe, va mi descuido que impiedades logra, de mi silencio el mérito malogra. Estrat. Su confusion no entiendo. Princ. Mi error en vano desmentir pretendo. Estrat. Icme quiero. Princ. Ausentarme solicito. Estrat. Yerro es volverle á ver. . Princ. Verla es delito. Estrat. Así excuso los riesgos de mi ofensa. Princ. Así hallaré contra mi amor defensa. Estrat. Pero cómo no apura mi tormento ... lo que dormido pronunció su aliento? Princ. Pero cómo me voy sin que disculpa la dé de aquel retrato, que me culpa? Los dos. Os vais? Estrat. Yo no me voy. Princ. Ni yo, señora. Estrat. Qué justamente el corazon le adora! Princ. Qué injustamente mi pasion mitigo! Estrat. Qué decis? Princ. Yo, señora, nada digo. Estrat. Mal encubre el orígen de un cuidado quien al sueño se entrega descuidado, pues sin que el alma parte en ello sea, tal vez al labio se asomó la idea. Princ. Sin duda, que lo dice por su bello retrato (ay infelice!) Negar no puedo::-Estrat Hablad, qué os enagena? Princ. Que mi descuido os causaria pena. Estr. A mí pena? de qué? ah infaustos Cielos! ya ha sabido mi amor, pues cree mis zelos. Princ. Pues advertid, que you-Estrat. Con su disculpa mi decoro se culpa. Princ. Solo esperaba-hallaros::-Estrat. Su presuncion me agravia. Princ. Para daros aquel::- Estrat No prosigais. Princ. Aquel retrato iba á decirla, pero ya su trato advertido suspende, que le nombre la causa que le ofende. Estrat. Culparé su atrevido pensamiento.

Princ. Qué airada que me mira! Estrat. Ya violento mis ardientes pasiones, triunfan ya de mi amor mis atenciones Cómo agraviar tu indigna voz procutar Princ. Mas el enojo aumenta su hermosolo Estrat. El respeto debido? Princ. Señora, si ha podido un descuido ofenderos de mi suerte, porque irritada no me deis la muerte: ya de vivir se ofende mi paciencia, impiedad es conmigo la clemencia, muera mil veces yo, muera. Estrat. Qué escucho? con la impiedad, y con la pena lucho mal hice en declarar mi sentimiento, pues tanto el suyo con mi enojo aliento Princ. Yo me voy a morir. Estrut. Mortal me dexa. Princ. Antes que acabe de explicar mi que irme de su presencia determino. Estrat. Antes que me despeñe mi destino de su vista ausentarse el alma intenta-Princ. Sin mirarme se va. Estrat. Pero él se ausenta. Princ. A Dios, bella homicida, á Dios, impropio dueño de mi vida. Estrat. Principe? Princ. Gran señora? Estrat. Estoy cobarde. Princ. Sin mí estoy. Estrat. Guárdeos Dios Princ. El Cielo os guarde. Estrat. Mal mi pasion se encubre. Princ. Mucho mi loco afecto se descubre. Al Princ. Pero aunque en tanta pena::-Princ. Pero annien el dolor que enagenal Estrat. Alivio no he de hallar. (inverc Princ. Favor no espero. Los 2. Piedad, Cielos, piedad, que ya m Vanse cada uno por su puerta, y sall Irene y Plácida. Irene. Plácida. Plac. Señora mia. Irene. Qué ruido es ese? Plac. Roselo, que muy metido en el duelo alli á Aurelio desafia sobre un mentis, y los dos se han ido de camarada à matar. Irene. En mi posada me espera. Plac. Guárdete Dios. Vast Irene. Tanto mi pena apasiona del Príncipe el loco intento, que le calla el sufrimiento, y mi llanto le pregona. Que en ofensa de su padre conserve tan vil ardor, y haga objeto de su amor à la que espera por madre! Y tú que en lámina breve tanta magestad ostentas, Al retrato. cómo irritado no intentas castigos conira un aleve? Cómo le dexas con vida? pero será accion errada, que le mates tú obligada, no haciéndolo yo ofendida. Al paño Pol. Siguiendo á Irene he venido de mis afectos guiado. Al paño Eras. Polidoro se ha extrañado de mí, y seguirlo he querido. Polid. Aquí está el dueño que adoro, á quien de obligar no ceso. Erasist: Aquí está Irene, aun por eso vino hácia aquí Polidoro. Irene. Pues se atrevió á tu recate, la verdad convierte en ira. Polid. Suspensa el retrato mira. Ernsist Su atencion roba un retrato. Polid. Sin duda (ah pesia mis zelos!) que en él mi agravio se copia. Erasist. Verá de quien es la copia mi temor, viven los Cielos. Polid A quitarsele me arrojo, aunque mil muertes me dé. Erasist. A quitarsele saldie, aunque me culpe su enojo. Polid. Vano temor me detiene. Erasist En qué repara mi honor? Polid. Mis zelos nie dan valor: Arrójanse los dos á quitarle el retrato, y queda con él Erasistrato. suelta, ingrata. Erasist. Suelta, Irene. Irene. Padre mio, Polidoro, vos fácil? vos desarento, agraviais con un intento mi recato, mi decoro? vive Dios, que este desprecio os sufro, aunque no me quadre,

á vos porque sois mi padre, y á vos porque sois un necio. Erasist. Hija, Irene. Polid. Estoy sin mí! Erasist. El inadvertido amor de Polidoro, mi honor ofender intenta así! De la Reyna, vive el Cielo, es copia, yo la recato. Polid. De muger es el retrato, vano ha sido mi rezelo. Erasist. Espera, Irene. Irene. Corrija á mi enojo tu presencia. Erasist. Antes que de aquí haga ausencia se ha de casar con mi hija: qué importa que en mis intentos su fin los Astros pronuncien, ni que por ahora anuncien infelices casamientos? Casarlos mi honor intenta; así me le restituyen, que las estrellas no influyen. mayor daño que una afrenta. Polidoro, ya sabeis mi nobleza. Polid. Y que es igual vuestra sangre á la Real: demas, que de sabio habeis el justo nombre adquirido, que os da la Filosofía natural y Astrología. Erasist. Tambien habeis entendido, que el Rey intentó casaros con Irene. Polid. Y que violentos impidiéron sas intentos vuestros ocultos reparos. Erasist. Pues ya que os llega á igualar, y que el Rey lo quiere así, ántes que salgais de aquí la mano le habeis de dar. Irene Qué escucho? Polid. Dame tos pies, padie y señor, por tal dicha. Eras. Levanta. Iren. Hay tal desdicha! ap. Erasist. Ea, Irene, no le des á mis pesares mas rienda, dale la mano á tu esposo. Irene. Hay lance mas riguroso! Erasist. Así to yerro se enmienda. Irene. Advierte ::-Erasist. No hay que advertir;

tú te opones á mi gusto? Irene. Esa es violencia. Erasist. Esto es justo. Polid. Amor, volved á vivir. Irene. Que en fin su esposa he de scr? Erasist. De todos es conveniencia. Irene. Pues porque con mas violencia la vida llegue à perder, Al darle la mano se oye dentro ruido. esta::- pero qué rumor. es el que el Palacio altera? Erasist. Todo es llantos allá fuera. Sale el Rev. Erasistrato? Erasist. Schor? Rey. Mortal vengo. Eras Qué desdicha, qué novedad ó qué pena vuestro Real sufrimiento descompone poco atenta? Rev. Antíoco: - Erasist. Hiblad, decid. Rey. Ay hijo mio! Erasist. Suspensa el alma á tu voz atiende. Rey. Quando intenté que saliera á vér conmigo el torneo, que dispuso la Nobleza por divertirle, obediente á la impiedad de sus penas, del rigor de un parasismo mortal cayó en mi presencia. Eras. Murió? Rey. No, que á poco rato volvió á restaurar su fuerza, porque yo tuviese vida. Erasist. Y para que yo la tenga. Irene. Mucho debo á su accidente, ap. pues evitó que violenta sujetase el alvedrio al imperio de una fuerza. Polid. Que haya sucedido aquesto ap. al tiempo que Irene bella me premiaba con su mano! ah, quánto es mi suerte adversa! Erasist. Antes que la obscura noche pueble el mundo de tinieblas, el casamiento de Irene. he de hacer que efecto tenga: vamos, gran señor, á verle. Res. Bien dices, mis ojos sean testigos de su desdicha. Polid-No es el que viene su Alteza?

Rey. Si, amigo, él es. Irene. Retirarine

pretendo de su presencia, porque su mal me lastima, Vast aunque su rigor me ofenda. Sale el Principe. Rey. Hijo? Erasist. Señor? Princ. Padre mio? Erasistrato? Erasist. Merezca vuestra mano quien su vida con vuestro aliento alimenta. Polid Del placer de veros vivo, premio vuestra mano sea. Princ. Amigo, dadme los brazos. Erasist. Sientese aqui vuestra Alteza Rey. Hijo, no estés en pie, en esta silla te sienta, va que del lecho al descanso tus inquierudes se niegan. Princ. Vuestra Magestad, señor, permita que le obedezca Sientasti en sentarme, porque ya me van faltando las fuerzas. Rey. Es posible que mi llanto, quando to vida se arriesga, en recatar el origen de ju enfermedad, no pueda obligarte á que tu labio me informe de tu dolencia? Mis lágrimas, hijo mio, tu rebeldía enternezcan; si ha de acabirme la duda. por qué callas la evidencia? Princ. Ay padre del alma mia! para qué saber intentas mi enfermedad, si en la muerte consiste el remedio de ella? Rey. Si el haberte hecho instrumento es rigor de las estrellas para embarazar mis bodas, en la ocasion de tus penas, mal desmentirlas pretendes, quando á la muerte me entregas pues he de perder la vida, al tiempo que tú la pierdas. Princ. Aunque era digna esa causa de mis interiores guerras, otra es la que el alma siente. Rey. Pues dinosla. Princ. Será ofensa del mas heroyco silencio.

Rey.

Rey. A interrumpirle te mueva mi dolor. Princ. Cómo es posible, que el pesar que me enagena, quando en el alma no cabe, en mis labios caber pueda? Dexadme, no apresureis con piedades tan molestas el término de una vida, que ya á fallecer empieza. Rey. Qué no haya alivio á su mal? Eras. Manda, gran señor, que vengan los Músicos á esta sala por si á divertirle aciertan. Polid. Voy á llamarlos. Rey. Ve presto; el Cielo de mi se duela! Vase Polidor. Erasist. Notable melancolía! que no haya hallado en miciencia ap. conocimiento del mal, que tanto á postrarle, llega! Sale Polidoro. Polid. Ya están aquí. Rey Di que canten. Princ. Mi aliento en vano se esfuerza. Mus. Al arma, al arma, guerra, guerra, que Cupido de Marte se precia. Nadie se fie de Amor, porque su bolcan violento se mira como contento, y ofende como dolor, y pues con tirano ardor del mundo la paz destierra; al arma, al arma, &c. Princ. Callad, no vuestros acentos ociosamente pretendan hacer ruido en el alma, porque á mi dolor no atiendan. Rey Tocad caxas y clarines antes que à rendirle vuelva su pasion, porque es tan noble el espíritu que alienta su pecho, que los marciales est uendos solo le alegran. Erasist. Los que estaban prevenidos para el torneo, obedezcan de su Magestad la oiden. Princ. No vuestras luces violentas, en vez de herir el oido, herir el alma-pretendan. Pero ya el vital aliento

en el corazon se yela, y la antorcha de la vida su luz convierte en pavesa. Ya de este humano edificio los cimientos titubean, y de la ruina el alma parece que huir intenta: felice yo, que ya muero! Rey Que tan rendido te vean mis ojos, y que yo viva? Erasist. Ay de mí! señales ciertas en su rostro determino de su muerte: á cantar vuelvan, y á las voces acompañen los instrumentos de guerra, para que unidos á un tiempo su imaginacion diviertan. Caxas. Music. Arma, arma, guerra, gnerra, que Cupido de Marte se precia. Rey. Qué es lo que miro? callad: ay hijo mio! Erasist. En la puerta darás órden que no digan, que estamos aquí à la Reyna. Polid. Digna de tus atenciones es, señor, esta advertencia. Vase. Rey. Erasistrato. Erasist. De verle el corazon se me quiebra. Rey. Tenle esa mano. Tomale el Rey de una mano, y Erasistrato de otra. Erasist. La sangre se le va elando en las venas. Rey. Antíoco, hijo mio: en llanto el alma se anega! Erasist. Qué debilitado tiene el pulso! Rey. Cómo me dexas con vida, quando la tuya está do su fin tan cerca? Dentro Estrat. Dexadme entrar. Rey. Qué es aquesto? Erasist Mi prevencion no aprovecha. Estrat. Ninguno el paso me impida, si su muerte no desea. Rey. Estratónica es sin duda: grave tormento la espera! Erasist. Cielos divinos, qué es esto! su déhil pulso se alienta, quando le juzgué sin vida!. Estrat.

Estrat. A Estratónica se niega la entrada? Erasist. Segunda vez su tardo pulso se inquieta. Sale Estrat. Estrat. Qué es lo que veo! Rev. A aumentar venis, señora, mis penas. Estrat. Antíoco, señor mio, á piedad el llanto os mueva de Estratónica; volved, volved en vos, y merezca nuestro ternísimo afecto, que nos deis algunas señas de que vivis. Erasist. De sus ojos la difunta luz despierta, y tardamente en sus labios la respiracion se aumenta. La amarillez de su rostro, en el nuevo ardor alienta, su corazon á encenderse con dificultad empieza. Todas son, en fin, señales de la vida que grangea, despues que oyó (grave indicio!) nombrar (impropia sospecha!) á ::- pero miente la duda, que se introduce violenta allá en el alma, nacida de la ilusion de mi idea. Princ. Ay de mi! Rev. Cielos piadosos, qué novedad es aquesta? Estrat. Albricias, alma, que ya vuestros temores destierra su tarda voz. Princ. Padre mio, Estratónica. Rey. Hijo, dexa que el aliento que me falta, con el tuyo cobrar pueda. Abrázale. Estrat. El placer de verle vivo mi oculto amor manifiesta. Princ. Ay peregrina hermosura! desde que, con voces lentas oi pronunciar tu nombre, restauró el alma sus fuerzas. Erasist. Vanas presunciones mias, ap. no locamente en ofensa del mas superior sugeto vuestros devaneos crezcan. Rey. De Erasistrato no entiendo

la suspension. Erasist. Da licencia, para que sin levantarte, en esta silla te puedan llevar à tu quarto. Princ. Poco de esta suerte le debiera á mi valor. Levántase, y va á caer, y tiénele Estra Rey. Hijo. Estrat. En mí teneis segura, defensa. Princ. Mi vida solo en tus brazos hallar reparo pudiera. Estrat. Qué feliz que fué el acaso! af Princ. Qué tirana que es mi estrella, al pues á un peligro le debo lo que la suerre me niega! Amor, vamos á morir. Estrat. A padecer vamos, penas. Princ. Qué perfecta! Estrat. Qué galan Princ. Sin vida estoy. Vast. Vast. Estrat. Y yo muerta Rey. Erasistrato? Erasist. Señor? Rey. Que llamen, al punto ordera los Médicos, que una junta se ha de hacer en mi presencia esta tarde. Erasist. Si el deseo, que en mi corazon desea introduciese, admitir sin ofenderte pudiera, quizá::- pero ya te agravian las dudas que me atormentan, pues el querer resistirla, es indicio de tenerla. Sale Roselo. Señores, ya habeis sabido que Aurelio me desmintió, pues sabed tambien que 'yo, del qué dirán persuadido, le desafié con maña delante de mucha gente, y de miedo solamente no he salido á la campaña. Allá me espera de espacio; quando yo poco seguro por los rincones procuro esconderme de Palacio. Este es el quarto del Rey; en él mi temor mitigo,

pero es hombre mi enemigo

tan sin razon y sin ley, que aun aquí, si á verme alcanza, muerte mi espada le dé, por descortés, mal criado: miente á secas el menguado; no dixera miente usté? A estar aquí de tal suerte mi ofensa está enfurecida, que le quitara la vida. Sale Aurelio. Aurel. A quién ha de dar la muerte? Ros. Pobre de mi! de aquí entiendo ap. que sin vida he de salir. Aurel. Quién, pregunto, ha de morir? Ros. El hombre. Aurel. Cómo? Ros. Comiendo. Aurel. Tres horas en la campaña le esperé como muy hombre, y ahora, porque le asombre el valor que me acompina, le be de matar. Ros. Será error. Aurel. De este intento no me aparto. Ros. Hombre, mira que en el quarto estás del Rey mi señor. Aurel. Esta pieza es retirada, aquí podemos reñir, sin que nos puedan oir: Desenvayna. ea, arranque de la espada. Ros. Está dura de arrancar. Aurel. Plántese con ella digo. Ros. No quiero arrancarla, amigo, si luego la he de plantar. Aur. Sustente el duelo. Ros. Usted yerra, porque el caudal de mis brios no sustenta desafios, de que ha de comer la tierra. Aurel. Mal huele aquí, conocida de su miedo está la flor. Ros. De usté sale el mal olor, porque le hiede la vida. Aurel. Mire osté que ya me enfada. Ros. Honor mio, honor mio, hoy mi desagravio fio en una industria extremada. Aurel. Vaya otro. Ros. Ya es despues: huiré de sus golpes vanos, en poniéndole las manos, ó mal me andarán los pies: yo me resuelvo á valiente, Desenvay-

Aurel. Eso pide mi mohina. Ros. Hoy, voto á Dios, de un gallina has de morir de repente; mil palos, no es casi nada, á mi salvo ha de llevar. Aurel. Qué aguardas? Ros. Qué han de aguardar, si es mas de marca la espada. que trae (aquí entra la mia) y es ofensa del valor? Aurel. Mas de marca? es grande error. Ros. Que la midamos queria. Aurel. Es del perrillo la hoja. Ros. No la mide? Aurel. Soy contento. Ros. Ayuden mis pies mi intento. Aurel. Mucho este necio me enoja. Al medir las espadas, echa Roselo la mano á la guarnicion de la espada de Aurelio, y dale de cinterazos. Ros. Esta conclusion, hermano. aprenda. Aurel. Suelta. Ros. No haré, que estando mi agravio en pie, es justo sentar la mano. Aur. Ay! Ros. Palos hay: si bien salge de esta me paso á Gilillo; pero en tanto su perrillo mire si alcanza este galgo. Vase Roselo, y al querer seguirle Aurelio sale Erasistrato. Aurel. Cobarde, espera. Erasist. Qué es esto? cómo desnuda la espada te encuentro en lo mas oculto de Palacio? ha de la guarda. Aurel. Señor, Roselillo y yo, para ver si eran de marca las espadas que traemos, las sacamos de la vayna: y él, como saben todos, tiene burlas muy pesadas, en vez de medir las hojas, me midió á mí las espaldas. Erasist. Vete, loco, y si en Palacio pones otra vez las plantas te he de hacer dar un garrote. Aurel. Es fullería muy mala: rabiando voy: vive Christo,

que he de dar mil estocadas bá este gallina.

Eratist. Ya el Rey viene á buscarme á esta quadra; sitio que por retirado busqué para hablarle. Sale el Rey.

Riy. Es tania,

Erasistrato, la pena que me ocasionan las ansias del Principe, cuya vida: ya no me debe esperanzas, que aun para llegar aquí el aliento me faltaba. Dime, qué ocasion te mueve á llamarme? con qué causa á solas hablarme intentas para que luego se vayan á ser testigos mis ojos de la pérdida que aguardan?

Eras Solos estamos. Rey. Qué miras? Erasist. Senda á mis razones falta, pero á hablarle me resuelvo.

Rey. Con tu dilacion me agravias. Erasist. Qué en fin para declararme licencia me das? Rey. Ya tardas.

Erasist. Pues sabe, invicto Seleuco, que la dolencia ignorada del Principe mi señor he conocido. Rey. Y tardaba en comunicar tu labio tan alegre nueva al alma? amigo, dame los brazos.

Erasist. Ah señor, quanto te engaña to placer! Rey. Lloras? qué presto que mis alegrías calman! no hay alivio á su dolencia? remedio á sus males falta?

Erasist. Remedio sus males tienen, pero es difícil. Rey. No añada tu suspension mayor fuerza al daño que me amenaza. Dime de qué se origina 🗀 🖖 su enfermedad? quién la causa?

Erasist. Amor su muerte ocasiona. tanto el querer adelania.

Rey. Amor? quédices? Eras. Qué siempre juzgué que se originaban de este principio sus penas;

pero como no acertaba à conocer el objeto, que interiormente idolatra, te oculté aquesta noticia hasta ahora, que con claras demostraciones he visto el imposible à quien ama.

Rey Dime quien es, si te obliga "mi dolor. Eras. Mi muerte traza. ap-Rey. El nombre de la hermosura por quien muere me recatas? sin duda, que en tus agravios

sus remedios se disfrazan. Eras. Bien dices : valerme quiero ap. de sus presunciones vanas, para obligarle despues á la piedad que no alcanza. Desde un desdichado dia, que vió á mi esposa Casandra::á hablar no acierto. Rey. Iu esposa de sus amorosas ansias es la ocasion? Eras. No lo digas, que repetido me agravia, y lo que en él es destino, suena como injuria al alma.

Rey. Amigo, á piedad te obligue el trágico fin que aguarda á toda Siria, faltando su Principe. Eras. Duda extraña! pués qué es, señor, lo que quieres! Rev. Loco estoy, no quiero nada. Erasist. Si quitándome la vida

vuestra quietud se restaura, muera yo, muera mil veces, Principe excelso, à tus plantas. Rey. Mal pudiera ser remedio

el que tu vida arriesgara; pero advierte::-

Erasist. Ay honor mio! ap. á ser ofensa se pasa su intento: yo me declaro. Que, en fin, con piedad tirana, por dar al Principe vida de dar muerte á mi honor tratas

Rey. Tu honor como el mio propio lo estimo yo, mas repara en que arriesgas. Eras. Luego tú, si la salud estribara

en

en cederle la hermosura de quien ser esposo aguardas, por ostentar lo piadoso, á lo amante te negaras? Rey. Fuerte lance! Eras. Dí que hicieras? Rey. Qué hiciera? Erasist. Si, dilo, acaba. Rey. Vive Dios, que la piedad con mi ardiente amor batalla! pero en qué dudo, no siendo posible desdicha tanta? Erasist. No? pues de todas sus penas Estratónica es la causa. Rey. Quién? Eras. La Reyna mi señora es el objeto á quien ama. Rey. Válgame Dios! por mis venas todo un yelo se derrama; cómo lo sabes? Erasist. Al tiempo que en nuestra presencia daba con tardas respiráciones señas de su vida escasa. á la Reyna mi señora nombráron, y tal mudanza experimenté en su pulso, que aunque resistí por vanas mis presunciones, creciéron quando ví que se aumentaba su mejoría, y que á vista de Estratónica cobraban sus fuerzas nuevos alientos. Con esta duda á mi casa me fui, exâminé mis libros, y hallé por cosa asentada, que es testigo fiel el pulso. de las pasiones del alma, como de historias distintas los exemplos lo declaran. Demas de esto, Itene mi hija me dió á entender, que las ansias del Principe procedian de amor, y que en vivas llamas en los bellísimos ojos de Estratónica se abrasa. Este es sin duda, señor, el embarazo que hallaban tus bodas en las estrellas. Rey. Bien dices, ya de tiranas se apoyan, pues sus amagos

á execuciones se pasan;

dudas mi temor batalla. Salen el Príncipe, Polidoro, Roselo y acompañamiento. Princ. Está aquí mi padre? Rey. Hijo, pues qué ocasion te levanta del lecho, quando tu vida se vé tan amenazada? Princ. El venir, señor, á darte::-Rey. O resolucion extraña! Princ. Padre, Rey y señor mio, ya mi dolencia inhumana, como incapaz de remedio, en peligros no repara. Huir de Siria pretendo, si acaso no lo embarazas, por si mudando de clima hallo en mi suerte mudanza. Rey. Sola esta pena á mi vida, para acabar le faltaba. Salen Estratónica, Irene y Plácida. Estrat. Decidle á su Magestad como Estratónica aguarda para hablarle. Rey. Qué es aquesto? Erasist. Su Magestad. Rey Con quécausa habrá venido? Ahora espero conocer si las palabras de Erasistrato conforman con su semblante. Princ. Ya el alma viendo sus ojos se alegra. ap. Estrat. Si el deseo no se engaña, ap. el que allí veo no es de mis amorosas ansias la ocasion? Princ. En su hermosura disculpa mis yerros hallan. ap. Rey Ay de mí! ya de su afecto ap. señales he visto claras. Princ. Pero ausentarme es preciso. ap. Estrat. Pero mi dolor se valgaap. de la ausencia. Invicto Rey, afligida quanto osada, licencia vengo à padirte para volverme á mi patria; pues despues que estoy en Siria, todo es, gran señor::- Rey. Ya basta, que para solo una vida, es impiedad muertes tantas: estadme todos atentos. Princ.

pero esto ha de ser. Eras. Con nuevas

El mas heroyco silencio.

36

1 1-1 3

Princ. Nuevo temor me acobarda. Rey. Vasallos de Siria nobles, ya la dolencia ignorada del Príncipe he conocido; ya he descubierto la causa de su muerte : de amor nace, y la beldad á quien ama es Estratónica. Princ. Cielos, vuestras piedades me valgan! Estrat. Qué escucho! Rey. Y porque en el Orbe renombre me dé la hazaña de haber sabido vencerme, -siendo la empresa tan árdua, piadoso y agradecido al silencio con que daba mi hijo costosas señas de la lealtad que me guarda, de Estratónica le dexo la beldad, porque premiadas con su feliz casamiente queden atenciones tantas. Princ. Qué decis? Rey. Y vos, señora, premiad sus afectos grata, que si por esposa os pide, por hijo os grangea el alma. Estrat. Para que yo os obedezca, el ser vuestro gusto basta: ay sucree mas venturosa!

Princ. Padre y señor, á tus plantas pierda de gozo la vida, quien hoy por tí la restaura. Rev. Dale la mano á tu esposa. Princ. Feliz quien tal dicha alcanza. Dale la mano el Príncipe á Estratónica. Estrat Y feliz quien es ya toya. Irene. Morió mi doca esperanza. Ros. Acabóse, perdí el juego, pues me han soplado la dama. Erasist. Señor, da tambien licencia::-Rey. Ya tus intentos alcanza mi atencion: dé Polidoro la mano á Irene. Polid. Premiada hoy mi fineza se mira. Dale la mano Polidoro á Irene. Irene. Vnestra soy. Eras Desde hoy acaban mis penas. Rey. Desde hoy empiezo á vivir. Plac. Mi honra honrada, Roselo, señor, me debe. Rey. Cásate con ella. Ros. Guarda. Plac. Deme la mano. Tómale la m mo Plácida por fuerza. Ros. Protesto, que me la toma forzada Todos. Y el mas heroyco silencio aquí de Cardona acaba; porque el vuestro se interrumpa

con los victores que aguarda.

### FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallará esta, y otras de diferentes

Títulos. Año 1766.